

#### THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA LIBRARY



# THE BORRAS COLLECTION FOR THE STUDY OF SPANISH DRAMA

ACQUIRED THROUGH GIFT FROM THE CLASS OF 1923

868.8 T2555a v.5



This book must not be taken from the Library building.

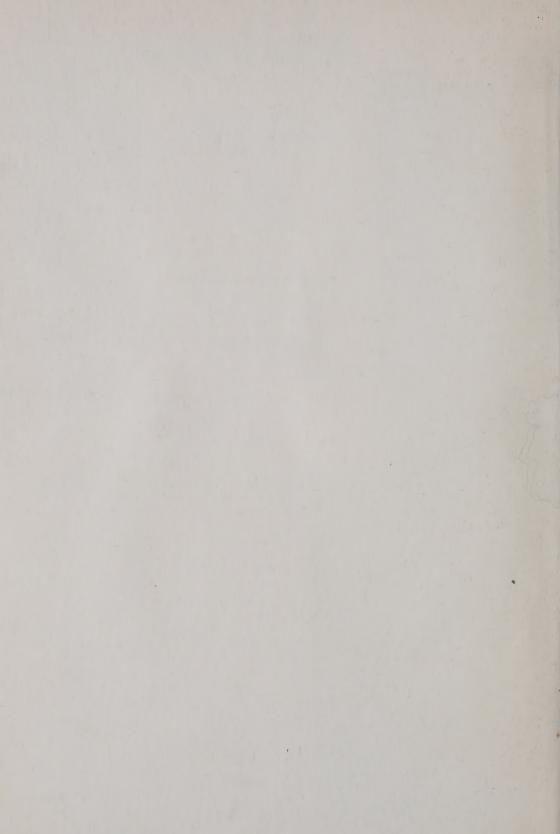

#### COMEDIA FAMOSA.

## LA PERLA DEL SACRAMENTO.

#### COMEDIA AMERICANA.

HABLAN LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Et Emperador Carlos Quinto.

UNTA DELEGADA DEL ESORO ARTISTICO Un Alferez. Un Sargento. Corcbete , gracioso. Margarita, dama. Roselia dama.

Christina, criada. Gila, y Bato, villanos. Ramiro, galan. Un Angel. Soldados y Musica.

bros depositados en la Biblioteca Nacional

Procedencia

BORRAS

N.º de la procedencia

RNADA PRIMERA.

n salen el Duque levendo una carta, el Conde Palatino v Corchete.

rictorias.

mannana and and rios se llama, aunque ese blason le de la fama; Carlos de Gante es solo su renombre. Pal. De Emperador el Papa le dió el nombre Duq. La obediencia por eso le he negado. Corch. Caten aqui un herege declarado. Dug. Qué me dices, Corchete?

Corch. Que no hiciera

un rino lo que tu, porque qualquiera, que para hablar la boca se destapa, lo primero que dice es, papa, papa, y quando mas á gritos se desboca, le dan en vez de papa, un tapaboca.

Pal. Necio estás é imprudente: loco, aparta. Duq. Prosigo, pucs, leyendo aquesta carta. Lee. Animoso, valieste y esforzado

su victorioso exercito ha juntado. Rep. Mientras viva mi esfuerzo valeroso nadie puede llamarse victorioso.

Lee. Contra vos en defensa de la Iglesia, porque de ser catolico se precia, las armas toma. Pal. Eso importa poco que para castigar su intento loco basta, que te acompañe el Palatino.

Duq. A leer ciego de colera no atino. Lee. Remedio es solo obedecer al Papa, que de infiel vuestro error asi se escapa.

Rep. Yo obedecer al Papa?

los Quinto, cu. Corch. Quien le diera,

porque aborrece al Papa, una papera. Lee. Y del Emperador ser muy amigo, que es mucho su poder para enemigo. Rep. El corazon en iras se me abrasa, y ni aun del cielo temo la amenaza: contra Carlos, y el Papa me conspiro, un etna exhalo, y un volcan respiro.

Pal. No dice mas la carta?

Dug. Extraña pena!

No dice mas. El Duque de Lorena. Corch. Qué mas ha de decir su fe sencilla? si su carta les canta la cartilla?

Duq. Mas dilacion no pide mi corage, del Papa, y de la Iglesia scré ultrage: libertad de conciencia se publique, porque asi mi poder se multiplique.

Corc. Estos niegan del Papa la obediencia: pero hacerlo no pueden en conciencia. Pal. En tanto, gran señor, que á Mon-

flor llego, á donde he de casarme luego, luego,

con Margarita, su unica Condesa, y solo original de la belleza, pues con su perfeccion qualquier criatura un basquejo es no mas de su hermosura. En tanto, pues, que vuelvo, tus soldados atrevidos en todo, como osados, destruyan y aniquilen quantos templos la Iglesia tiene para dar exemplos. Altar no se reserve de su enojo,

es depositados en la Holloteca Macional

Procedencia

T. RORRAS.

de la procedencia

#### COMEDIA FAMOSA.

# LA PERLA DEL SACRAMENTO.

#### COMEDIA AMERICANA.

#### HABLAN LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Emperador Carlos Quinto.

El Duque de Saxonia.

El Conde Palatino. El Conde de Monflor.

El Rey Don Fernando.

Un Alferez. Un Sargento. Corcbete , gracioso. Margarita, dama. Roselia, dama.

Christina, criada. Gila, y Bato, villanos. Ramiro, galan. Un Angel. Soldados y Musica.

#### JORNADA PRIMERA.

Al son de cana y clarin salen el Duque leyendo una carta, el Conde Palatino y Corchete.

Dug. 1 Emperador Carlos Quinto, cu. Corch. Quien le diera, yas glorias

coronan el Imperio de victorias, en vano Emperador Carlos se llama, aunque ese blason le de la fama;

Carlos de Gante es solo su renombre. Pal. De Emperador el Papa le dió el nombre Duq. La obediencia por eso le he negado. Corch. Caten aqui un herege declarado. Duq. Qué me dices, Corchete?

Corch. Que no hiciera

un riño lo que tu, porque qualquiera, que para hablar la boca se destapa, lo primero que dice es, papa, papa, y quando mas á gritos se desboca,

le dan en vez de papa, un tapaboca. Pal. Necio estás é imprudente: loco, aparta. Dug. Prosigo, pucs, levendo aquesta carta. Lee. Animoso, valiente y esforzado

su victorioso exercito ha juntado. Rep. Mientras viva mi esfuerzo valeroso nadie puede llamarse victorioso.

Lee. Contra vos en defensa de la Iglesia, porque de ser catolico se precia, las armas toma. Pal. Eso importa poco que para castigar su intento loco basta, que te acompañe el Palatino.

Dug. A leer ciego de colera no atino. Lee. Remedio es solo obedecer al Papa, que de infiel vuestro error asi se escapa.

Rep. Yo obedecer al Papa?

porque aborrece al Papa, una papera. Lee. Y del Emperador ser muy amigo, que es mucho su poder para enemigo. Rep. El corazon en iras se me abrasa, y ni aun del cielo temo la amenaza:

contra Carlos, y el Papa me conspiro, un etna exhalo, y un volcan respiro.

Pal. No dice mas la carta?

Dug. Extraña pena!

No dice mas. El Duque de Lorena. Corch. Qué mas ha de decir su fe sencilla? si su carta les canta la cartilla?

Duq. Mas dilacion no pide mi corage, del Papa, y de la Iglesia seré ultrage: libertad de conciencia se publique, porque asi mi poder se multiplique.

Corc. Estos niegan del Papa la obediencia: pero hacerlo no pueden en conciencia. Pal. En tanto, gran señor, que á Mon-

flor llego, á donde he de casarme luego, luego, con Margarita, su unica Condesa, y solo original de la belleza, pues con su perfeccion qualquier criatura un bosquejo es no mas de su hermosura. En tanto, pues, que vuelvo, tus soldados atrevidos en todo, como osados, destruyan y aniquilen quantos templos la Iglesia tiene para dar exemplos. Altar no se reserve de su enojo,

764587

que no sea del rencor fatal despojo.

Duq. Mi rigor execute su venganza
contra Carlos de Gante, y su esperanza.

Pal. Con tu licencia á desposarme parto:
mientras de tu presencia yo me aparto
tus Soldados preven, segundo Marte,
que al punto mi valor vendrá á ayudarte.

Duq. Pues que mas os tardeis, Conde, no

vuestro valor junto al danubio espero.

Pal. Contra Carlos te haré salir triunfante.

Duq. Tema nuestro valor Carlos de Gante.

Pal. Obedecer al Papa es vituperio.

Duq. Pues señor hizo á Carlos del Imperio,

quando dos de seis votos le faltaron,

que al Rey Francisco Emperador votaron

cuiero.

que su poder lo ampare, y lo defienda, que yo a Carlos, y al Papa en la contienda de sus Sillas intento derribarlos.

Corc. Puede ser, pero no viviendo Carlos. Pal. Mucho mas de su espiritu se aguarda, tu orgullo venza á Carlos, que ya tarda, tu esfuerzo alienta. Du. Mi rencor se aviva

Todos. Viva la libertad.

Pal. y Duq. Saxonia viva.

Al irse tocan caxa y clarin, y por una parte se va el Palatino y Corchete, y por otra el Duque y los suyos, y salen Margari.

ta llorosa, y Roselia. Ros. Margarita, que tristeza asi tu belleza apura, como puede la hermosura juntarse con la fiereza? En ti la naturaleza ha equivocado su fuero, y bien, porque en lo severo de tu dolor rigoroso solo para ser hermoso se unió contigo lo fiero. Cese tu pena. Marg. Ay de mi! Quien la libertad forzó? Parece que cantan? Ros. No: quieres que te canten? Marg. Si, que canten, Roselia, di-Ros. Voy, señora, á obedecerte. Marg. Nada mi pesar divierte, porque en mi pena crecida me da la muerte la vida, solo por darare mas muerte.

Sale Ros. Pues te obedeci, no harás,

mientras el cantar se ordena, por comunicar tu pena? Dime de qué triste estás? Civil tormento me das, en recatar tu dolor: repara, que en el rigor de una pasion recatada, es menor comunicada, quanto callada es mayor. Tienes amor? Marg. No en verdad, libre me hallo de querer, que amor no puede tener quien no tiene voluntad. Ros. Pues no tienes voluntad? di quien quitartela puede? Marg. Mi padre. Ros. Quien tal concede? Marg. Mis desdichas. Ros. Mucho espatan. Marg. Han cantado? Ros. No, ya cantan. Marg. Mi mal al mayor excede. Mientras cantan se pasean las dos, y sale Ramiro al paño, y se detiene al verlas. Mus. Nobles afectos del alma la libertad de qué os sirve, si haceis, sin estar forzados, esclavitud de lo libre? Ram. A mi prima habiar deseo, y aqui con Roselia esta, que de amarme muestras da, aunque será devaneo: Retirome porque creo, que á Margarita divierte, si mal mi atencion no advierte, esta musica. Ror. Garbosa

Retirome porque creo,
que á Margarita divierte,
si mal mi atencion no advierte,
esta musica. Ros. Garbosa
es la letra. Marg. Y sentenciosa
explicacion de mi suerte.

Mus. Si pende del alvedrio
la eleccion, como es posible,
que con gusto se obedezca
aquello que no se elige?

Ros. Dice bien, que la eleccion
de la voluntad devende.

de la voluntad depende.

Marg. Roselia, eso no se entiende,
con quien obra con razon.

Ram. Conmigo habla la cancion,
puesto que amo por influencia:
ay, Margarita! Ros. Violencia
no la kay para el alvedrio.

Marg. Si la hay, pues no puede el mio

excusarse á la obediencia.

Mus. Justo es el obedecer,

La Perla del Sacramento.

si à la razon no desdice, porque à lo que es sinrazon ningun precepto hay que obligue. Ros. Qué estos conceptos no espanten, Margarita, tu pesar? Marg. No prosigan a cantar, Roselia. Ros. Pues que no canten. Marg. No, no quiero que adelanten los dolores que reprimo. Ros. Quieres à tu primo? Marg. Estimo su persona, pero no le quiero. Ros. Eso quiero ya; pues á quererlo me animo. Marg. Parece que te ha alegrado el que à Ramiro no quiera? Ros. Margarita, no sintiera verle de mi enamorado. Ram. De una me oigo despreciado. y de otra favorecido, amado y aborrecido soy. Marg. Nada puedes temer, que yo no le he de querer, Roselia, ni te he querido. Ros. Con tan claro desengaño mi amor no muda de intento. Ros. Posible es que tu tormento me ocultes? Marg. Rigor extraño! Ros. Quien es causa de tu deno? Marg. Mi padre. Ram. Qué es lo que traza mi tio? Sabré lo que pasa. Ros. Tu padre es causa? Por qué? declarate por mi fe. Marg. Porque por fuerza me casa.

Ros. Qué dices ? Marg. Que este destino es de mi estrella enemiga. Ros. Con quien á casar te obliga? Marg. Con el Conde Palatino. Ram. Cielos, lo que oigo, imagino, que es ilusion de la idea: como es posible que crea, que tal rigor se previene? Sale Christ. Señora, tu padre viene.

Marg. Me voy, porque no me vea. Ros. Seguirela paso á paso, por ver si encuentro à Ramiro. anse por donde está Ramiro, y al verle se detienen, y sale.

Marg. Pera qué veo? Ros. Qué miro? Shr. Que han de ver? un embarazo.

Ram. No, señora, de un açase

vuestra luz se turbe asi, que si antes me atrevi á adoraros, fue porque con la esperanza cegué, pero ya, señora, vi. Ya su desengaño halló en vuestras voces mi oido. Marg. La verdad nunca ha ofendido; mas siempre desengañó. Ros. Todo Ramiro lo oyo. Chr. Si el viejo no se tardara, en la trampa nos cogiera. Sale el Conde de Monflor, viejo. Cond. Al subir por la escalera un correo (dicha rara!) del Palatino me avisa, que con mi hija, sin tardarse, vendrá mañana á casarse, felicidad indecisa, pues viene tan improvisa. Hija? Roselia? Ramiro?

Haciendo cortesias los tres. Ram. Tio? Ros. Señor? Marg. Padre? Cond. Vecino de tu bien está ya el gozo, que mañana entra tu esposo. Ram. Ya en vano amar imagino. Marg. Como he de creer, hado injusto, en tan tirana violencia, que busca mi conveniencia quien quiere forzar mi gusto? Casarme, señor, no es justo, y asi, tu poder se tuerza del rigor con que se esfuerza á casarme, ó a morir, que todo es uno. Cond. Cumplir, hija, mi palabra es fuerza: Y no pienses que es rigor obligarte al casamiento; porque procurar tu aumento es diligencia de amor. El Condado de Monflor es tuyo, pero tan pobre, que aunque tu sangre le cobre tributos á la nobleza, la calidad, sin riqueza, es oro, y parece cobre. Este es, Margarita, el fin, que me obliga á que amorosa tu mano sirva de esposa A2

ap.

al Palatino del Rin: Que es hombre baxo, es ruin, y tronco de infame planta, quien pudiendo no adelanta su honor, su fama, y su ser; porque el que se dexa caer, tarde ó nunca le levanta. Meñana te has de casar, bien te puedes prevenir. Marg. Pues primero me has de oir. Cond. No tienes que replicar. Marg. Pues es justo, á declarar: mi Dios, ayudad mi intento. Ram. Escucha su sentimiento. Ros. Atiendela. Chr. Qué violencia! ap. Cond. Aqui importa la prudencia: qué has de décirme? Marg. Oye atento: Desde que la luz primera de la razon, siempre clara, me hizo abrir los ojos, para que las cosas distinguiera, conocí que el mundo era engaño de la verdad, sombra de la claridad, v esto bien claro se ve, porque no se halla mas fe en el, que la ceguedad. Muerto entonces en la cruz, por mi vida, á Christo advierto; de justicia es sol, pues muerto, de su gracia me dió luz: dile palabra á Jesus, divino Sacramentado, de esposa, á quien he votado en castidad conservarme: pues cómo quieres casarme, señor, si ya me he casado? No me deis esposo vos, pues mas noble y poderoso, que el que me dais, es mi esposo, hombre y verdadero Dios. Mira tu si entre los dos, senor, al mejor me inclino: fuera de que el Palatino es á la Iglesia tirano; pues cómo amará lo humano, quien no quiere lo divino? Esto de mi resistencia es el motivo, señor: as picases, que hamano amor,

en mi causa esta violencia, ni por esto mi obediencia se niega á tu poderío, que es tan tuyo mi alvedrio por el amor, que concluye con decir, que porque es suyo, solo lo tengo por mio. Cond. Sin mi gusto no pudiste voto hacer de castidad. Marg. Pues, dime, la libertad acaso tu me la diste? Cond. No, pero mirar debiste, que eres unica heredera de Monflor, y justo fuera tu intento haberme avisado, con eso hubiera mirado lo que mas nos conviniera. Marg. Y como sin darme parte tu casarme has prometido? Cond. Mi amor solo ha pretendido en el Estado aumentarte, y asi, no hay mas que casarte. Ram. Extraña resolucion! Ros. Fuerza horrible! Chr. Cruel aceion! Marg. Pues por marido me das un herege, ciego estas, señor, en tu sinrazon. Ram. Como, si christiano eres, y tu fe de ello se precia, con quien se opone á la Iglesia casar á mi prima quieres? Marg. A la ley de Dios prefieres la codicia de tu aumento? Ros. Mira, que es tirano intento. Ram. Mira, que yerras, señor. Cond. Si yo ne sigo su error, de qué me haceis argumento? Con libertad de conciencia el Conde al Duque ha seguido de Saxonia, que atrevido niega al Papa la obediencia; Bien conoce mi prudencia, que en esto el Conde va errado; pero viendose casado con Margarita, quizá tan fiero error dexará, de su virtud obligado. Marg. Que no te puedo obligar? Cond. Margarita, esto ha de ser, tu debes obedecer,

Vase.

Vase.

y yo te puedo mandar,
mañana te has de casar.

Chr. Qué esto entre christianos pase?
que á su hija casar traze
con un herege un christiano?

Primero, que con su mano,
con un arcabuz, lo caze.

Vase.

Marg. A obedecer y sufrir, alma, para merecer, que el premio de obedecer consiste en no resistir.

Ros. Voy á ayudarle á sentir de sus penas el dolor: ay Ramiro!

Ram. Ya el favor
de Roselia amar intente,
que un noble agradecimiento
eerca está de ser amor. Vase.
Al són de caxa y clarin, salen el Rey de
General con toyson, un Alferez con banda
al hombro, y un Sargento con alabar-

da, muy lucidos todos. Rev. Valerosos Capitanes, de cuvo vuelo al remente mendiga la fama plumas para alas de sus cañones. Carlos Quinto, mi señor, de euvo valor al toque clarin resuena de oro con sola su voz el bronce, de cuyas plantas excelsas las aguilas mas veloces à Imperiales se levantan, porque el pie sobre ellas pone. Pero qué mucho que ufanos á sus pies el cuello doblen, si es el servirles de trono, para que imperios mejore? Carlos Quinto Emperador, que solo en un puño coge, como esferas de sus manos, las distancias de dos orbes: venir á este sitio os manda, para que puedan sus voces infundir con sus alientos alma en vuestros corazones. porque la obediencia logre

porque la obediencia logre el aplanso de virtud con la enequeion del orden. Rey. Ya del publico sitial regio dosel se descoge, para que á dar vida al mundo el sol de Alemania asome:
Y así á voces publicando su inmortal Cesareo nombre, tremolando tafetanes de banderas y pendones, al compas de los clarines, de pifanos y tambores, en elogios de sus glorias armoniosas se equivoquen con sonorosos matices, vistosas aclamaciones.

Tocan cana y clarin, se corre una cortine, y se descubre Carlos Quinto vestido de corte, sentado en un sitial, con toyson, en un con una corona imperial, y un cetro, el Alferez rebolea la bandera sin abatir, hace tres cortesias, diciendo al mismo

tiempo-

Alf. Viva, viva Carlos Quinto, diga en acentos acordes todo el campo. Dent. Viva, viva del fenix á emulaciones.

Rey. Invictisimo Monarca, tus valientes esquadrones; mas siendo tuyos, ocioso es que valiente los nombre, porque solo con ser tuyos ser valientes se supone.

Emp. Mucho te estimo, Fernando, que así á mis soldades honres, y es muy justo, por mi vida, que te lo agradezca, perque con cada alabanza suya nuevas coronas me pones; y así por usura tengo el que su valor apoyes, pues para adquirir Imperios pongo á logro sus honores. Ea, Don Fernando, cubrios, y sentaos, no se me note, que permito, que un Infanto, que es mi hermano, no se teque, ni se siente an mi presencia.

Rey. Tu vasallo soy. Emp. Ea, ponte el sombrero. Rey. Bien estoy.

Levantase el Emperador, y se destocas

Emp. Vuestra Alteza no desdore

Line

la magestad con hacer que en pie me ponga. Rey. Enojose: ap. obedecer- los preceptus es rendir veneraciones. Sientase el Emperador, y una grada mas bana se sienta et Rey, y se tocan ambos los sombreros. Sarg. Qué prudente! Alf. Qué sagaz! Sarg. Qué advertido! Rey. Los heroes militantes que obedecen como leves tas razones, ya tus preceptos aguardan. Emp. Digo, pues atentos oyen, vasallos, que de mi imperio, sois atlantes superiores; pues para que se mantenga mi corona siempre inmoble, si Alcides vuestras lealtades, son vuestras constancias mentes. Soldados de cuyo esfuerzo renacen a hechos mejores en jovenes Alexandros, envejecidos Cipiones. Españoles invencibles, no hay elogio que os apropie, que aun lo invencible de mas està diciendo Espanoles. Ya sabeis como atrevido el sacrilego, el enorme Duque de Saxonia, viendo, que de los seis Electores del Imperio, me faltaron' dos, me niega desconforme aclamaciones, que deben darse à los Emperadores, diciendo, que no me llamen Emperador: Qué provoque á mi respeto un tirano con sediciosos valdones? Vive Dios, y por la fe de catolico y de hombre de bien, que solo me precio de catolico, y do noble, que del etna de mi pecho brotare llamas feroces, para que de mis cenizas exhalando los ardores, que en mi corazon valiente, como en un volcan se esconden, resueltas queden en humo

por vanas sus presunciones. y en defensa de la Iglesia:-Levantare terciando la capary empuñando la españa, y el Rey lo detiene. Rev. Vuestra magestad reporte tanta colera. Emp. Lleveme de la pasion : mas recobre su entereza la razon, si hay razon en sinrazones. Sientaser Alf. Temor da el verle enojado. Sorg. A quien habra que no asombre. Emp. No contento con negarme de Emperador, justos dones, Carlos de Gante me llama, y estimo que asi me elogie, perque con llamarme Carlos, aplausos da á mis blasones, que la fama de los hechos vuela siempre con el nombre. No es esto lo que me irrita. que aunque mis competidores este renombre me usurpen, no es razon que me apasione; pues aunque borrarlo quieran, no es muy facil que lo borren, que por mas que al sol se atrevan bastardas exhalaciones. el imperio de sus rayos no lo anublan los vapores, antes su luz engrandecen obscuras oposiciones, que de las sombras vencidas resultan los resplandores. Lo que me enoja, vasallos (y es muy justo que me enoje) es ver, que porque Leon Undecimo de este nombre, Postifice, confirmara contra tantas sediciones, en mi la eleccion, no haciendo caso del voto del Conde Palatino, que à Francisco, Rey de Francia, dio con doble intencion (mas siendo suya como seria conforme?) Lo que me enoja (a decir vuelvo) es saber que convoque contra la Iglesia parciales, que sacrilegos y torpes negandole la obediencia,

sus sacras leves deroguen, haciendo que libertad de conciencia todos gocen, los que de sus estandartes siguen los vandos atroces: Pero al precipicio va quien estando ciego corre, y llegaa sus demasias á tasto (el llanto reboze por los ojos, antes que tal ignominia pregonta los labios, porque no explicán los sentimientos las voces.) A tanto llega (6 amigos) el atrevido desorden de ateistas Palatinos, y de sectarios Saxones, que sin respetar los Templos, no hay altar que no destrozen, sagrario, que no profanen, ni imagen, que no desdoren, sin reservar por custodias de Dios, ni aun los Sacerdotes. Hicieran mas los gentiles con Ministros de sus Dioses? Hasta los viriles sacros, en que el Sacramento ponen del Altar, para que en ellos los catolicos le adoren, barbaramente les sirven en sus mesas de blandones: quien se ciega con la luz, para que quiere favores? Y qué no teman del sol de justicia, ser factontes? Para quando son los rayos, si se permiten nembroes, que en heregias levanten contra Dios soberbias torres? Ni de qué sirven las Ilamas de incendios abrasadores? Si en Jengua de fuego no hablas mudas tantas confusiones? Ademas de esto (qué injuria!) como alguna imagen topen de Christo crucificado, á balazos descomponen de la cruz la santa imagen. Qué el corazon no sufoque los espiritus vitales,

y que sus alas no afloxen el continuo movimiento. que con ayre los socorre, para conservar la vida ? Baxa al tablado. Mas en dolor tan disforme solo para ser sollozos sirven las respiraciones: los dolores de qué sirven, sino matan los dolores? Pero no soy Carlos Quinto, que á pesar de indignaciones rebeldes contra la fe, y contra los defensores de las depravadas sectas, y hereticas opiniones, valiente esgrimo el acero, de cuyos filos al golpe fuego brota el pedernal de duras obstináciones, con que acaban en ceaizas sus encendidos errores? pues qué aguardo, que no empuno

Empuña la espada.
el nunca vencido estoque,
que en defensa de la fe
es de la heregia azote?
Para esto os liamo, soldados,
mueran los opositores
de la Iglesia, y la fe viva
del alma en eternos moláes,
porque aun son para su estampa
de cera, el oro y el bronce.

Rey. Pues á qué aguardais, soldados ?
Los parches al arma toquen:
ea, Españoles, desgarrad
belicosos lidiadores,
los hereges con las manos,
que para eso sois leones.
Saca la espada como que va a embestir,

y lo detiene el Emperado r.

Viva Carlos Quinto, viva,
y marche ya el campo. Emp. Adoade?

Reportese vuestra Alteza,
y envayne el luciente corte
de la espada. Qué contento
me da el ver, que asi blasone
de catolica mi sangre!
Sosegaos. Rey. Arrebatóme
de lo catolico el zalo:
vuestra Magestad perdone.

All fo

Alf. Ea, señor, que aguardais? No permitais, que malogre la dilacion nuestro intento: Mueran, mueran los atroces enemiges de la fe. Sarg. Su infamo raiz se destronque. Emp. El exercito á la vista esté, que aquestas facciones disposiciones mas cuerdas quieren, Fernando. Rey. Tu orden solamente es nuestro gusto, y asi los ecos entonen que el gran Carlos Quinto viva. Todos. Viva, viva. Emp. No se elogie mi nombre, viva la Iglesia, y la fe todos pregonen. Ea, Saxonia rebelde, pues solo por mi te opones á la Iglesia, yo hare que castigados tus errores, la Iglesia el cuello levante, y tu la cerviz agobies. Todos. Viva la Iglesia y la fe, y Carlos Quinto. Rey. Corone sus aguilas con sus alas de entrambos mundos los soles. Vanse, y suenan caxa y clarin y al entrar el Emperador revolvan la bandera, hacen tres cortesias, y se van todos, y salen por otra puerta Margarita dispuesta para tocarse, Roselia y Christina con el recado de tocador, que ponen en un bufetillo de estrado, y la van tocando en sentandose. Ros. Que eres, Margarita, hermosa aun tu nombre lo acredita. Chr. Cierto, que es la Margarita como una perla preciosa. Marg. Perla soy, pues aunque intente de la fuerza el embarazo, como noche ser mi ocaso del sol seguiré el oriente. Que en la sacra Eucaristia oculta candido broche, sé siempre contra la noche, triunfante amanece el dia. Ros. Pues hoy tu esposo te aguarda, que te toques es preciso. Chr. Y porque no entre improviso:-Marg. Nunca el mal, amiga, tarda: dame el espejo. Llega Roselia.

Ros. Oportuna es la luna á tu arrebol. Chr. Como en un espejo el sol se está mirando á la luna. Ros. Que en el te veas te aconsejo. porque admires tu beldad. Marg. Quien se mira en la verdad, no ha menester mas espejo: cristal mi padre en forzar mi voluntad viene á ser; porque de mi parecer me quiere hacer retratar. Mas aunque forzada trate casarme, y que yo fallezca, podrá hacer que le obedezca. pero no que me retrate. Ros. Que dices ? Marg. Si está esparcido por la garganta el cabello? Chr. Por la calle de tu cuello se pasea largo y tendido. Ros. Cierto, que aqueste tocado le está bien á tu belleza. Chr. No ha de desir tu cabeza que al pelo no le han tocado. Ros. Que obligue à casarte el miedo Marg. Las sortijas. Llega Christina con ellas. Chr. No son vanos adornos, porque á las manos vienen como anillo al dedo. Daselo Roselia Marg. El abanico. Ros. Ayre ofrece dar de tu garbo al donayre. Chr. Aunque en mucho le da ayre, en nada se le parece. Marg. Lieva el tocador de aqui-Chr. Ya te obedece mi amor, que servir el tocador me toca, senora, a mi. Vase llevandol Ros. Bien tocada, y bien prendida estás como desposada. Marg. La lisonja es excusada, viendome tan afligida. Ros. Que sientes? Marg. Una violencia que manda mi inclinacion: de qué sirve la razon, si resiste a la obediencia? Sale Christina y Corchete. Chr. Albricias viene cobrando un criado del Palatino. Rosi

La Perla del Sacramento.

Ros. Como venis? Corch. Do camino. Ros. Y cómo llegaste? Corch. Andando. Marg. Pues llego, muerte civil á mi vida le promete: cómo os llamais ? Corch. Yo, Corchete. Christ. Pues sirvale á un Alguacil. Marg. Y cómo el Conde ha venido? Corch. Como andante enamorado, que no se siente cansado, segun viene de rendido. Ros. Este es claro testimonio de que á querer se acomoda. Corch. Jesus! Viene con la boda inquieto como un demonio. Mas albricias no me dais? Marg. Yo os la mando. Corch. Yahe notado .. que desde hoy soy vuestro criado. Marg. Por qué? Corch. Porque me mandais. Ros. Dadaos del Conde noticia. Corch. Pues atentas escuchad. Es hombre que la bondad, que hay en el es de malicia. De su afable condicion es su cara el sobrescrito, cierto, que es el angelito del Conde como un Neron. Tan garboso en regalar es, que sin darle motivos, golpes nos mata vivos, selo por llegar á dar. Ya de descortés se pasa, segun buenas opiniones, pues siempre malas razones se oyen no mas en su casa. Su modo es bien que moteje, pues hace cruel é inhumano rostro á qualquiera tirano, con una cara de herege. Tanto con viles solapas él contra el Papa se emperra, que ni aun papas de la fierra quiere, por llamarse papas. Segun la Iglesia desprecia, mas quiere en su apostasía ser padre de la heregia, que ser hijo de la Iglesia. Siendo su criado, no asombre a nadie, que le moteje, que tiene mas de hombre herege mi amo, que de Gentilhombre,

Ros. Lindas propiedades tiene.

Marg. Ya mi muerte se apercibe.

Ros. Sal, y á tu esposo recibe,
que ya con tu padre viene.

Corch. Segun del rostro se infiere de la novia, el desposado hoy podra ser bien llegado, aunque ella no lo quiere.

Llegan las Damas à la puerta, y salen el Conde Palatino muy galan, el Conde de Monflor y Ramiro, y se hacen tres cortesias, el Palatino,

y ellas.

Ros. Vuestra Alteza, gran señor,

en hora dichosa venga á ser de Monfior laurel, y de su estado diadema. Corch. Diadema mas de-corosa ap, por ser herege le asienta. Pal. De ver triste à Margarita ap. no se que el alma recela. Por que no llega mi esposa, de que Conde, está suspensas Cond. Señor, el no mereceros la tiene de esta manera; all fuerza de la palabra. Ea, Margarita, llega á que su Alteza levante tu humildad hasta su Alteza. Marg. O rigor de un padre injusto! ap.

A vuestros pies, señor, puesta confiesa ya mi humildad.

Ram. Que recato! Pal. Que belleza!

Marg. Y dice, que indigna se halla aun de ser esclava vuestra. Pal. Llegad, señora, á mis brazos, que cómo en ellos os tenga;

no habra Imperios que no ciña con sus lazos mi grandeza.

Ram. Mal mi prima disimula.

Ros. Mas alegre el rostro muestra. A ella.

Marg. Tan facil, Roselia, es disimular una pena?

Cond. Muy triste miro á mi hija; ap.
plegue á Dios mal no suceda.
Pal. Ya, Conde, noticia es dí
de que mi valor espera
el gran Duque de Saxonia,
para que á pesar del Cesar,
pues así á Carlos de Gante

Ila-

ilaman, sin que lo merezca, contra su poder, del Papa triunfe nuestra fortakeza, y asi, si para este efecto me dais, señora, licencia, solo vuestra mano aguardo, para partir á esta empresa, que con vuestra mano espero llevarme la palma en ella. Marg. Pues que se dirá, señor, en el mundo quando sepan, que contra el Emperador Carlos Quinto se ensangrientan vuestras armas? Quando él solo catolicamente empeña su vida, por castigar á quien se opone á la Iglesia? Ram. Christiana accion! Con. Mucho siento, señor, vuestra competencia con el Papa. Pal. Conde, á quien ya el alma padre venera, en las razones de estado aconsejar no es prudencia. A pelear con Carlos salgo, solo porque el nombre pierda de Emperador, que le usurpa á la Magestad suprema del Rey Francisco de Francia. Ram. En quien es noble es baxeza, ap. oyendo esto, reportarse: Vuestra Alteza se detenga, y ya que á casarse viene con mi prima (qué tal vea!) ap. celebre sus desposorios, y á el Emperador no ofenda, que en los estrados de paz no se hacen juntas de guerra. Pal. Echad á fuera ese loco: . qué haya quien á mi se atreva? Cond. Salte allá fuera, Ramiro. Ros. Fiero rigor! Cond. Qué imprudencia! Ram. Ya me salgo, y por no ver las desdichas que te esperan, á mi quinta me retiro, hasta que el cielo conceda lugar, para que mi honor pueda vengar esta ofensa del Emperador, y el Papa: Agradecido, Roselia, A ella ap-Vase. tus finezas pagaré.

Ros. Coatigo el alma me llevas. Marg. Mirad, señor, que es mi primo. Pal. Por eso con vida queda. Cond. Señor, ya que dilacion no permite en vos la presta obligacion de ayudar con vuestra persona excelsa al gran Duque de Saxonia, puesto que la noche cierra, no me dilateis la dicha de que por hijo os merezca: asi le he de sosegar. Marg. Ya el fin de mi vida llega. ap. Pal. Quando tanto en ello gano, cómo puedo detenerla? Cond. Pues vamos, senor: vé, hija, plegue á Dios, que por bien sea. Marg. Mi Jesus, la castidad toda el alma os encomienda. Pal. Pues ya Margarita es mia, nada hay, fortuna, que temas. Vanse, y quedan Roselia, Christina, y Corchete. Corch. Oye, Christina. Christ. No quiero. Corch. Por qué causa? Chris. Porque temo, que me amarres, y me tengan por demente. Corch. Ya te entiendo: mas oyeme por ta vida. Christ. Di breve lo que me quieres. Corch. Suplicarte que me quieras, porque un Corchete no caza, sino hay hembrilla que prenda. Christ. A mi me trata de hembrilla? no ve que soy mucha hembra: y que presa una muger, no es facil que tenga suelta. Vase. Corch. No seré de aquesta hembrilla, que asi de mi se despega. Vase Ros. Mientras que de Margarita con el Conde se celebra. el talamo de sus bodas, ó tumulo de sus penas, que epitalamios sin gusto de la vida son exequias, con mi amor aconsejarme quiero á solas, que no queda otro consuelo à los tristes, que vacilar con su idea. Desde que á Ramiro vi le quise, qué mayor prueba

del

del credito de mi amor, que estar llorando su ausencia? Inclinado á Margarita le vi : para qué me acuerdas, memoria, los sentimientos, si ya no sirven las quejas? De su belleza jamas mereció correspondencia: pero quien amor no tiene, . quando afectos recompensa! Desengañada de oirla, sino mintieron las señas, que en la voz suelen ser dudas del oido las evidencias, mi fineza agradecer promete, no sé si crea esta suerte, que ser mia basta á no ser verdadera; mas sino miente el oido, pasos á esta parte suenan. Sale Margarita.

Quienes? Quien va? Marg. Yo, Roselia.
Ros. Margarita, pues qué buscas
á obscuras en esta pieza?
Marg. Vengo á valerme de ti.
Ros. Qué es, señora, io que ordenas!
Con mil confusiones lucho.
Marg Qué mientras que se encomienda

aqui mi alma al soberano
Sacramento de la mesa
del altar incomprehensible,
advertidamente cuerda,
al tirano dueno mio,
si me buscare, entretengas,
diciendo, que á desnudarme
(Dios, mi castidad defienda)
he entrado, que breve iré.
Ros. Respondate mi obediencia.

Vase Roselia, é hincase Margarito de rodillas.

Marg. Pues guardar castidad he prometido á vuestro amor, gran Dios sacramentado, no permitais, que en mi decoro ajado el voto virginal quede ofendido. Bien sabeis que obediencia sola ha sido la que á dar hoy la maso me ha obligado, mas no la voluntad, que os he donado, porque á vos solamente os he querido. Por ser flaca, mi Dios, mi resistencia favor os pide aqui mi vigilancia,

defendedme, señor, de su violencia, tenga lo casto en mi perseverancia; porque virtud no fuera la obediencia, si por ella perdiera la constancia.

Mientras canta la musica, baxa un Angel en una nube, en que sube Margarita á su tiempo.

Mus. Pues en todo lo criado tu solo, señor, imperas, hagase tu voluntad

en el cielo, y en la tierra.

Marg. Mas qué musica sonora
arrebata mis potencias?

Ang. Margarita, ya los cielos
te favorecen, no temas,
que el voto de castidad,
que ofreció á Dios tu pureza,
y la obediencia á tu padre,

te paga desta manera.

Dent. Pal. Margarita? Margarita?

Marg. La voz del Conde es aquesta.

Ang. Margarita, el temor pierde,
y sube para que veas, Va subiendo.
sin ser vista de ninguno,
de tu padre las tormentas,
que empieza ya á padecer.

Marg. Sola vuestra omnipotencia pudiera librar, señor, de caer á mi flaqueza.

Baxa el Angel hasta donde está Margarita, y ella sube en la tramoya, y estando acomodada, suben los dos hasta la mediania del tablado ó teatro,

alli paran, y sale Roselia admirada.

Ros. Buscando anda á Margarita
el Conde, avisarle es fuerza;
pues lo que me dixo hice,
porque disgusto no tenga.

Ang. Ya te buscan, Margarita.

Ros. No la halló aqui, llamaréla:
gran Condesa? Pal. Amada esposa?

Ros. Mira, que tu esposo espera.

Marg. Mi esposo solo es Jesus,
que es á quien el alma acepta.

Ang. Y el por esposa te escoge.

Sate el Palatino medio desnuao con la
espada desnuda como á obscuras.

Pal. Por qué, querida Candesa

de Monstor, huyes de mi?

B 2

Yg

Ya la topé, dulce esposa. Coge à Roselia, y sale el Conde de Monstor medio desnudo con luz,

y espada desnuda.

Cond. Quien asi el sosiego inquieta
de mi casa? Mas que miro!
Vos solo aqui con Roselia?

Pal. Roselia aqui? Estoy confuso!

Ros. Qué el Conde aqui á dar viniera,
y que en todo aqueste quarto

Margarita no parezca?

Ang. Margarita, atiende á todo.
Marg. Ya, Custodio, estoy atenta.
Cond. Qué, señor, no respondeis?
Asi agravia, vuestra Alteza,

el decoro de mi hija?
Ros. Preciso es, que por mi vuelva. ap.
Señor, si de mi recato
tienes alguna sospecha
te engañas. Cond. Roselia, calla:
Aun no merezco respuesta? Al Pal.

Pal. De incendios forjo volcanes, apade rayos conspiro flechas.

Vuestra hija, Conde, ha burlado mi respeto torpe, y ciega con ausentarse de mi:
qué esto sufra mi grandeza?

Y saliendo yo á buscarla, porque me dixo Roselia, que desnudandose estaba, vine aqui (el pecho rebienta!)

á donde á Roselia hallé, á quien juzgando ser ella, me hizo requebrarla amante, á obscuras, la contingencia.

Ros. Yo tambien vine a llamarla, para que a acostarse fuera.
Cond. Mi hija falta de mi casa?
Denme los cielos paciencia:
que aguardo, que no la busco?

Aquesto causó mi fuerza:
ay, hija, del alma mia! Váse.
Ros. Yo voy á llorar su ausencia. Vase.
Pal. Y yo á prevenir venganzas,
que satisfagan mi ofensa.
Vase.
Ang. Libre estás ya, Margarita,

ven á donde Dios te lleva. Van subiendo los dos, y representando con la Musica.

Los dos, y Mus. Pues en todo lo criado

tu solo, señor, imperas, hagase tu voluntad enlos cielos, y en la tierra. Cubrense.

#### JORNADA SEGUNDA.

Baxan el Angel y Margatita en la nube, que subieron y habrá una cueva á un lado del teatro, y vienen representando.

Ang. Margarita, á este lugar te manda tu esposo traer, que á quien sabe obedecer favorece con mandar. Entre estas peñas tajadas, que hechas bocas, y partidas, con estar del tiempo heridas, no se quejan lastimadas, antes firmes como recas, alabando á Dios sin menguas, porque carecen de lenguas, sus roturas se hacen bocas. Y se ve pues, de corrientes de cristal siempre halagueñas á las bocas de las peñas sirven de lenguas las fuentes. Cuyas voces siempre rudas verás, si en ellas reparas, que son como el agua claras, y como las peñas mudas.

Corre agua de las peñas. Entre ellas está una cueva, por donde el Danubio pasa, sirviendo de tosca tasa para que agua el campo beba-Grata hallarás, y propicia habitacion al poseerla, siendo concha de la perla, que escoge el sol de justicia. Donde amoroso, y clemente, Margarita, su favor te hará con su resplandos. perla del mejor oriente. Aqui pieles kallaras, telas de aqueste desierto, de brutos, que en el han muer! queda, Margarita, en paz. Vuid Marg. Deten, paraninfo, el vuelo,

darg. Detén, paraninfo, el vuelo, que hasta el empireo aceleras: pero Angel ao parecieras

sin

sino voláras al cielo.

Alma, ya á la soledad

Dios os ha traido, y es
prueba de que os ama, pues
hace vuestra voluntad.

Entre peñas escogida
os tiene oculta una choza,
que para que seais su esposa
quiere que esteis recogida.

El os libró del tirano
yugo de un esposo infiel,
sed, alma, á su amor fiel,
pues él coa vos es humano.

Ea, dexad las vanidades,
Vase desnudando, y tirando los

vestidos. del mundo disonjas mudas, porque verdades desnudas no hay mas que en las soledades. Fuera profano, vestido, por mas falso mas vistoso, que en el mundo lo engañoso solamente es lo lucido. Fuera, viles embarazos, a fuera, a fuera, toledos traydores, pues que de enredos, os valeis para hacer lazos. Fuera manillas ociosas, que con envueltas accionas de las manos sois prisiones, pues teneis lugar de esposas. Los sarcillos se desprenda resuelta mi voluntad, porque esté la libertad segura de quien la prenda. No son acciones infieles desnudarme, que sin duda verme del mundo desnuda procura quiea me da pieles. Ea, señor sacramentado, ya el alma amante, y rendida por verse de vos vestida, del mundo se ha desnudado. Y pues del tirano Conde me librais y de un injusto padre, que opuesto á lo jus to, vuestro amor no corresponde no me dexeis. Jesus mio, divino amante halaguen o, señor absoluto, y dueño

singular de mi alvedrio. Dent. ruido.
Pero pasos siento, encierra,
cueva, en tu seno profundo
mi desnudez, pues del mundo
me esconde el cielo en la tierra.
Suenan caxa y clarin, y dicen dentro,
entrandose Margarita en la cueva; y
salen Bato, y Gila de villanos con
un cesto, en que traerán

pan y vino.

Dent. unos. Viva el Conda Palatino;
muera el de Monflor tirano.

Dent. otros. No dexemos en su busca
lugar, que no registremos.

Gil. Aqui ocultos estaremos
mientras pasan los soldados,
que es poca muesa comida,
y ellos comen como alanos.

Bat. Sí, Gila, que los mas buenos,
para huespedes son malos,

porque andan tan hambrientos, tan gandidos, y tan flacos, que comerán soliman, por comer solo un bocado. Gil. Retiraos, que ya llegan. Bat. Ha Gila ? Gil. Que quereis, Bato? Bat. No veis aculla un vestido, con muchas joyas, tirado? Gil. Si, Bato. Bat. Voylo a cogera Gil. Estais loco, mentecato? No veis, que os puede venis por cogerlo mucho dano, que da indicio de que algunz señora aqui han desnudado? Bat. Decis bien, yo me retiro, quizá los que van llegando, serán los ladrones, que

aqui la ropa dexaron,
aunque parece dudoso.

Metense entre unos ramos, y sale el Parlatino por una puerta, y por otra el

Conde de Monflor.

Pal. Dexadme solo, vasallos,
que entre tanto, que no tomo
satisfaccion del agravio
con que el Conde de Monflor,
y su vil hija burlaron
mis resperanzas, ni aun solo
conmigo tengo descanso.

Cond. Soledades, que desnudas

914

Ros. Vamos, Christina; mas tente. Christ. Por qué? De que te has turbado? Ros. No yes alii una muger? (es esto ilusion o encanto?) Que aunque el rostro no descubre, por estarse contemplando en un arroyo, parece, sino es mi discurso falso, á Margarita. Christ. A lo menos, si ambas no nos engañamos, aquel vestido es el suyo. Ram. Bato, dime? Bat. Que? Ram. Si acaso aquesa muger, que dices, por mi preguntó? Bat. Volando lograndose va mi burla, ap. porque ya se va alegrando: Pero ya diviso a Gila, me he de hacer disimulado. Ros. Lleguemos á ella. Christ. No llegues, no sea que sea el diablo, que de muger en los yermos ande tentando ermitaños. Ros. Ay, Margarita! Christ Ay, Corchete! Gil. En el agua me he mirado, y mi retrato veo en ella, como en un espejo claro. Ram. Bato, espera, que mas es de lo que has imaginado: No es aquesta Margarita? Si, que aunque el rostro no alcanzo & verle, por el vestido, que ella es, tengo averiguado, y he de perder el sentido. Christ. La jornada prosigamos, que parece de comedia, pues la hacemos paso à paso. Ros. Aguarda, que he de salir de esta duda. Christ. Aun ahora entramos. Ram. Abismo soy de discursos. Gil. Pues tardan, yo me levanto, Parase. que he sido la mas mirada, que se ha visto en estos campos. Ros. Llegar quiero, que se va. Ram. Pues que se va, yo la atajo. Ros. Pero Margarita aqui, a que sin, cielos sagrados? Llegan Ramiro, y Roselia á un tiempo, y cogen a Gila de los brazos. Ros. Margarita? Ram. Prima? Ros. Cielos. viva estatua soy de ma rmol!

Ramiro aquil Ram. Aqui Roselia? Con mas dudas he encentrado. Gil. Gila soy, no Margarita, qué me sacudis entrambos? Bat. Yo me he burlado? pues que otras dos mugeres hallo: decid quien son estas, Gila. Gil. Yo lo mismo estoy dudando. Ram. Bato, dime que es aquesto, sacame ya de este encanto: ven aca, dime, es aquesta la que por mi ha preguntado? Dilo, acaba. Bat. No, señor, que estoy tambien ignorando lo que veo. Ram. Gila, de dond este vsstido has sacado? dile. Ros. Aquella misma duda fue causa para apartarnos de ir a tu quinta, Ramiro, á solicitar tu amparo, porque yo y Christina, viendo aquesta muger, juzgamos, ser Margarita, porque de su casa se ha ausentado. Ram. Qué es lo que dices, Roselia Ros. Que la misma noche, quando en el lecho la esperaba el Palatino tirano, celebradas ya sus bodas, ocultandose en su quarto, se desapareció, dexando padre, casa, pompa y fausto. Y desde entonces su padre perdido le anda buscando, y el Palatino tambien, causa, que á mi me, ha obligado á solicitarte para darte noticia de quanto ha pasado. Ram. Como fué? Ros. Eso es para mas espacio; y pues ves aqui el adorno, con las joyas, y el tocado de tu prima, averiguemos como ha venido á las manes de esta villana. Christ. Y le es el vestido como á un palo. Ram. Extraño caso! Ahora importa que de esta duda salgamos. Quien , Bato , aqueste vestido a Gila le dio i Presagios

La Perla del Sacramento.

de violentar a mi prima estuve siempre aguardando, Bat. Pues que pensar el vestido, que ves à Gila, te ha dado, sabete:- Gil. Yo he de decirlo. Bat. No, sino yo. Ram. Decid ambos. Gil. No, senor: no somos zambos. Ram. Acabad, decidlo breve. Gil. Este vestido, señor:-Bas. En este campo lo hallamos. Christ. Lo vistoso de sus flores hace su tela de campo. Bat. Y ocultandonos los dos detras de aquese peñasco, desde alli ocultos lo vimos, luego dos hombres llegaron, uno era barbado viejo. Gil. Y otro mozo desbarbado. Bat. Vieron los dos el vestido, y a un mismo tiempo admirados lo llegaron à coger. Gil. Y viendose el uno, y otro, como si espantajos fuerali, se quedaron espantados. Bat. El mozo de ver al viejo triste, confuso, y llorando, in á coger estas cosas, le dixo escolerizado, dexa, infame; y porque el viejo le jue entonces à la mano, arrojandole á los pies, le dié muy guenos porrazos. Ram. Qué es esto que escucho, cielos! Decid, y no se nombraron? Gil. Si, señor, el mozo es el Conde Plantino. Bat. No, que es el Conde Plantiniano, este, al viejo se llevo, y el vestido se dexaron: Y yo para divertirte, por no verte suspirando, a Gila la hice vestir, y al punto à llamarte parto; para que à verla vinieras, diciendo, que me he encontrado una muger muy bizarra, y al venir, señor, hallamos estas dos, que yo no he visto; perdoname si te canso, y basteme per castigo

haber side yo el burlado. Ram. Bato, no hay que perdonarte, yo te estimo el agasajo. Ros. Sin duda, que el Palatino con el Conde se ha encontrado. Bet. Esto, señor, ha pasado. Ram. Esto es lo que estoy sintiendo, Bato, véte adelantando, y tu, quitate eso, y anda mientras nosotros llegames. Gil. Comedia es esto, pues mude de ropage à cada paso. Bat. Gila, no sabremos quien son estas que aqui llegaron? Gil. Allá, Bato, lo sabremos, que à buscar vienen à mi amo: vamonos, que voy corrida, de que me hayan visto, hermano. Vance. Ros. Que determinas hacer, Ramiro, en aqueste caso.? Ram. Ven, Roselia, para que con tu voz mas informado de como faltó mi prima, busquemos remedio al dano. y despues por todo quanto incluye aqueste horizonte en sus contornos heriazos, si algun retiro la encubre, 6 la oculta algun peñasco: que estar aqui sus adornos, mas es prodigio, que acaso, Ros. Yo pienso de su virtud, que fue influxo soberano. Ram. A lo mismo asiento, véa sabré pagar tu cuidado, como es justo. Ros. Bien merecen mis afectos tus halagos. Ay, Margarita, los cielos sean de tu vida reparo. Ram. O, infiel Palatino, teme el impulso de mi brazo. Christ. Ay Corchete, si mi amor lo prendieras con tu mang. Vase. Sale Margarita vestida de pieles, y suelto el cabello. Marg. Desde que en estas peñas, de pieles adornada, nada Town

me da del mundo señas,

porque en las soledades,

ai

La Perla dei Sacramento.

ni aun por señas se ven las vanidades. De mi divino esposo, cuyo amor acrisola, sola tantos favores gozo, quantos yo necesito, que como es Dios, en dar es infinito. De mi padre la triste memoria me molesta, esta sin dexarme me embiste, que de mi extraña historia para acordarme el mal, solo es memoria, De haberme yo el vestido dexado en el desierto, cierto, que el yerro he conocido, porque puede de señas servir para buscarme entre estas peñas. Mas ya que es imposible el poder remediallo, hallo, en pena tan terrible, es bien, señor, que os pida, que me excuseis por él ser conocida. Pero si Dios me guarda, por que no me recojo? Cojo por esta peña parda, para entrar en mi cueva, adonde ni aun el sol de mi de nueva. Pero ya la hambre apura mi vil naturaleza, nunca vive segura; voy, pues, a mi retiro; mas, cielos, qué es esto que aqui miro? Aqui está una cestilla: quien aquesto previno? Vino tiene y pan, maravilla este caso contiene, porque hallar vino y pan misterio tiene. Va pasando el Angel en una nube de un lado a otro, y va diciendo los versos siguientes.

Ang. Come, come, Margarita, del pan, y del vino bebe, que como del Sacramento del altar amante eres,

providencia es de su amor lo que acaso te parece, pues de sus misterios hallas memorias que te consuelen. Desapare Marg. Bien , soberano señor, conoci por las mercedes, que siempre de vos recibo, aunque indigna de ellas siempre, que era favor como vuestro. Salen Gila y Bato peleando. Gil. Bato, sos impertinente: qué importa que se perdiera la cesta? Decidme, tiene mas que pan y vino, hermano? Bat. Gila, por que ha de perderse? vamos por ella; mas, cielos, Jesus! Gil. Qué alboroto es eses Bat. No veis el monstruo, que ya cogió la cesta? Gil. Detente, que no es monstruo, muger es, que está vestida de pieles, y es linda como mil perlas; cierto que à amarla me mueve. Bat. Ya la miro desde aqui: veamos si come. Marg. Ay! que gente entre aquellos troncos siento, y estorba el que en Dios contemple; llevandome el pan y el vino aqui la cesta se quede: que para que no me vean, à contemplar es bien entre del Sacramento admirable misterios que comprehenden. Entra en la cueva. Bat. Ya se entró, y dexa la cesta.

Bat. Ya se entró, y dexa la cesta.

Gil. Que el pan y el vino se lleve

me juelgo, porque con ello

se mantenga y se sustente.

Bat. Yo tambien me juelgo mucho:
qué juera, Gila, que juese
el dueño de este vestido
esta muger? Gil. Contingente
puede ser: coged la cesta,
porque mañana he de traerle
en ella mas pan y vino,
que no sé que impulso puede
moverme á esta caridad.

Bat. Gila, Dios puede moverte: vamos, y preguntaremos, si es que acertado os parece,

que

que señas tiene la dama que mi amo perdida siente. Gil. Que se I ama Margarita dice. Bat. No hay que detenerse, vamos, por saber si es ella; á que sus senas nos cuente; sin que de lo que hemos visto el secreto se revele á ninguno. Gil. Callad, vos. que mi voz callar promete. Vanse, y al són de caxa y clarin salen Don Fernando y el Alferez, y por otro lado el Duque de Saxonia de General, y soldados. Rev. El Emperador excelso aqui me manda que llegue, mientras sale con el Duque de Saxonia, à proponerle, que al Pontifice obedezca, porque mucho le conviene. Alf. Senor, eso era excusado, sino coger, y al rebelde hacer, aunque no lo quiera. que el pie al Pontifice bese. y a el Emperador tambien, 6 muera, sino quisiere. Rev. Qué catolico fervor!

Alf. Esto si, pues no se vencen los rebeldes con razones, cascarles por ver si entienden. Dug. Qué sera lo que aqui Carlos de Gante decirme quiere? Sold. 1. Querra ver si a obedecer al Pontifice te avienes;

no puede ser otra cosa. a Duq. Pues en vano lo pretende, porque al Pontifice nada tengo yo que agradecerle, antes me tiene injuriado, pues solo por ofenderme contra mi gusto ha querido, que Carlos de Gante impere, y asi el solo le obedezca. pues esta gracia le debe. llf. Ya llega el Duque, señor.

ol. 2. Ya teaguardan. Dug. Qué me esperen que quiero con lo indignado provocarles lo valiente. ley. Vuestra Alteza bien venido

sea, porque cuerdamente

tantas, tan civiles guerras con paz tranquila sesieguen. Dug. Don Fernando es el que me habla. no quiero, ni aun atenderle: hay tal desprecio! Qué Carlos me llamase, y no saliese á recibirme? Qué asi Carlos de Gante me afrente?

Rey. Qué no me haya respondido! Estoy por hacer que vucle de mis brazos con las alas hasta la region celeste: pero la prudencia importa.

Duq. El que yo no le hable siente: asi intento despreciar de Carlos las altiveces.

Rev. Vuestra Alteza bien venido: Qué asi el respeto me pierda, y que el respeto me enfrene del Emperador mi herma no?

Duq. Voyme, porque mas le pese, que pues me desprecia Carlos. razon será que me vengue en despreciar al Infante. Hace que se va.

Rey. Esto mi valor consiente! ya no puedo reportarme, pues las espaldas me vuelve. Loco, barbaro, tirano, cómo asi sin responderme te vas? Tente, no me vuelvas la espalda; mas detenerte no es bien, pues volver la espalda, indicio es de que me temes, v no es muy facil el que huye por cobarde, detenerse; y por la vida del Cesar.

uq. Pues, Infante, que se ofrece? Alf. Que vanidad! Que soberbia! Rey. Qué vuestra Alteza se temple, v oyga porque le hablo yo, v sino quisiere verme, puede taparse los ojos, porque son tan vehementes los rayos, que de mi exhalo, que podrá ser que lo cieguen. El unico Emperador Carlos Quinto, cuyas sienes, para que sean coronas son honor de los laureles,

por mi a tu Alteza propone, que si tu valor conviene en obedecer al Papa, porque hacerlo, Duque, debes, que vendrá en quantos partidos, por la paz, le propusieres, menos dexar el Imperio, que como (aunque lo motejen) lo tiene por eleccion, y confirmacion solemne del Papa, lo que otros dan, como de muchos depende, es preciso que convengan todos, para que lo entregue á otro, y que á otro reciban: mientras que Carlos viviere es imposible, porque es à la Iglesia conveniente, que es columna, en que constantes contra hereticos vayvenes se mantengan perdurables catolicos chapiteles. Esto es lo que te propone, mira tu lo que resuelves. Duq. Pues si eso pretende Carlos, por que a tratarlo no viene? Rey Porque al Pontifice está escribiendo, que no intente salir el á la campaña, porque el basta à defenderle, per eso no sale. Duq. Yo discurro, que es por temerme; pues habiendome Hamado, el venir le hizo esconderse. Y asi le puedes decir, Fernando, resueltamente, que tambien le escriba al Papa que no quiero obedecerle, y que en campaña por fuerza hare que el Imperio dexe. Rey. Sacrilego, infiel sectario, apostata, tu te atreves á responderme eso a mi? Carlos habia de temerte Quando con solo su nombre el mayor valor se vence. Duq. Yo lo vere en la campaña. Rey. A verlo no has de atreverte. Duq. Claro esta, que si se esconde,

como ahera, ne he de verle.

del Sacramento. Rey. Con tu muerte esa igneminia se castiga solamente. Duq. Como muerte quieres darme, si yo solo soy la muerte? Ea soldados, á ellos. Rey. Santiago, Españoles fuertes. Empuñan las espadas, y sale el Emperador leyendo una carta, y soldados. Emp. Ten , Don Fernando , qué es eso? Sin ver al Duque. Rey. Castigar á quien te ofende. Emp. Quien puede ofenderme a mi? Duq. Yo, señor, quando; turbéme. Hincase. Alf. Temor da solo de verlo, no hay quien de Carlos no tiemble. Emp. Leere lo que al Papa escribo: qué à mi quieran oponerse, quando de verme se turban? Rey. El Duque, señor, no quiere dar al Papa la obediencia, si á dexar no te resuelves el Imperio. Emp. Grave errorl Lee. Vuestra Santidad no intente salir á campaña, que no es razon que asi se arriesgue la cabeza de la Iglesia, quando para defender le solo vive Carlos Quinto. Repres. Como á la Iglesia me lleguen, por Dios que enojar me hacen. Duq. Iras el pecho rebiente, Levantase. y entienda que mi faror, no su vista me suspende. Carlos, si tu me llamaste à que contigo me viese, por ver si me convenia, como tu hermano refiere, á dar obediencia al Papa:-Lee Emp. Perdone, que le aconseje, vuestra Santidad, que hallo, que es lo mas conveniente. Duq. Cómo a hablarme no saliste? no ves que es dar a entenderme que me temes? No respondes? Tues vo hare que titubees; y quando quieras pedirme, de turbado á hablar no aciertes. Lee Emp. Vuestra Santidad hara

lo que mas nos conviniere,

qu

que à mi no me toca mas, que pelear , y defenderle . uq. Teme; Carlos, mi faror. ey. Quien, infiel, ha de temerte? mp. Ven, Fernando. Dug. Asi te vas? Vive Dios, que he de oponerme á ti, y así que te venza, osado, atrevido y fuerte, al Pontifice, y al mundo hare que les pies me besen. ee Emp. Dies guarde a tu Santidad: basta, voy a que la lleven. lev. El castigó su soberbia, con despreciarlo prudente. 11f. Viva nuestro Emperador, á pesar de los rebeldes. Rey. Viva , para ser columna de la Iglesia eternamente. Vase. Alf. Viva , para que la fama por inmortal te celebre. Duq. Qué miro, cielos! Qué Carlos de Gante asi me desprecie! Y que abortando los rayos, que en mi corage se encienden, po convierta con su ardor en vil ceniza la nieve, que de volcan lo acredite, por ocultar lo valiente? Ya que en la raya me hallo, y estan los campos presentes, soldados tocad al arma, el clarin y el parche suenen. Tocan cana y clarin, y salen el Palatino y Corchete. Pal. Quien hay , Duque , que te irrite? quien hay que tu animo inquiete? Corch. Quien hay que prenderte quiera, que yo sere tu Corchete? Y por la Inquisicion santa, que le ayudaré à prenderte. Duq. Qué dices? Corch. No me arrepiento, aunque cruel te impacientes, señor, porque es santo oficio el prender à los hereges. Duq. Pues para prenderme à mi quien basta? Corch. Los alfileres, que con ellos sin sentir aun el mas libre se prende.

Dug. Mucho me he alegrado, Conde,

que à tal tiempo vinieses

de

cómo queda vuestra esposa? Pal. Vuestra Alteza no la miente. Duq. Por que, Conde? Pues tan presto os ha disgustado? Corch Ese es caso pesado, y no lo lastimes, pues le duele. Pal. Que el cielo de mi la oculte! ap. Si, señor, que indignamente (aun de acordarme me enojo) ap. la misma noche, que alegre en el lecho la esperaba, para que sus brazos fuesen, con los lazos mas suaves, de amor el ando mas fuerte, se ausento, sin saber como: que tal conmigo se hiciese! Mas permiteme que calle, y que mi afrenta no cuente: solo digo, que su padre ansioso, y sin detenerse, aquella noche salio á buscarla, como suele la oveja, que menos echa al corderillo reciente. Encontrandole vo acaso, que tambien sin detenerme salí buscando á los dos, por darles á entrambos muerte, conmigo lo traxe, para que escaño me sirva siempre en que montar á caballo, sin permitir que traxese el vestido de mi esposa, que estaba arrojado en este desierto, à quien el Danubie coto de cristal guarnece. Sin tener noticia adonde pudo engañosa ocultarse Margarita, ni porque en tal soledad pudiese dexar las joyas y adornos de su hermosura lucientes. Y pues de mi indignacion la causa has sabido en breve, manda, pues que te he encontrade, quando vengo á abedecerte. Dug. Raro caso! Mas me admira, que la indignacion os ciegne

contra el Conde de Monfor, porque el que culpa tiene,

si a vuestra Alteza la dió de que su hija se fuese? Pal. Si tiene culpa, porque la casó tiranamente conmigo contra su gusto . Duq. Pues si es asi, bien padece. Corch. Padezcas tu en los infiernos, ap. porque tal cosa no apruebes. Dug. Conde, lo que im orta ahora es procurar, que se venguen los desprecios con que Carlos de Gante (que no rebiente mi enojo!) aqui me trat o, sin llegar à merecerle, que ni aun me viera la cara. Corch. Pues quien ha de poder verte, si eres herege, y tan fiero, que pareces hecho adrede? Pal. Pues si eso es aci, que aguardas? castiga tan insolente maldad. Duq. Voy a prevenir mis nunca vencidas huestes. Pal. Y yo la caballeria. Duq. Pues todos al ayre alternen. viva la libertad. Dent. Viva, Vase. viva, y los dos polos tiemblen. Pal. Haz, Corchete, que me traygan un caballo, y tu has de traerme á ese tirano del Conde, con la racion juntamente, que le tengo señalada, que quiero hoy engrandecerle con darsela por mi mano, que su humildad lo merece: y mientras a la campaña voy, tu preso has de tenerle. Corch. A mi me haces Alguacil? mal haya quien es Corchete, y quien, aunque se lo mandes, para hacer mal te sirviere: y si miedo no tuviera, voto à Dios:- Pal. Qué habias de hacer, borracho, loco? Corch. Dexarte salir con quanto quisieres. Vase Pal. Crezcan mis iras y enojos, mi rigor experimente el vil Conde de Monflor, y en su misma afrenta pene, porque verle padecer solo tengo por deleyte.

Y si de su hija supiera, aunque la ampare clemen el cielo, de el la sacára sin escalas, ni cordeles, que para asaltar su altura alas son mis altiveces: sino es que de Margarita no sé, no sé si sospeche, que se iria con Ramiro, porque atrevido oponerse á mi, y partirse a su quinta, sin bastar a detenerle los nupciales aparatos, quando iba yo a ennoblecerle. de ausentarse aquella noche, sino promisa evidente de mis zelos y su infamia, probabilidad parece. Que aguardo que no examino, indiguado y diligente, la verdad de aquesta duda? Ola, el caballo traedme. Saca Corchete al Conde vestido con um saco, y cadena al pie, trae el Conde de las cabezadas al caballo enjaezado, y el soldado detras, y Corchete una semita o pan prieto. Corch. Ya tienes aqui el caballo: plegue à Dios, que lo despene, ap. Pal. Llegue el Conde, que me agrada ver, que sea tan obediente á todo lo que le mando. Cond. Posible es que asi me afrentes? Llora. Pal. Lloras? Cond. No quieres que llore. si me tratas desta suerte? Corch. No fueras su suegro, y no te tratara tan vilmente. Cond. Ay hija, y quien tu vista restaurara con su muerte! Pal. Muy bien te asienta ese trage. aunque loco triste eres. Corch. Como el es tan malicioso, lo trata como á inocente. Cond. Loco soy, y loco he side. Corch. Por eso atado te tiene, y dia del juicio ha de ser quando de loco te sueltes. Cond. Loco soy, porque a mi hija la casé violentamente

contigo: mas de flaqueza

en pie no puedo tenerme.

Cae, y queda caido.

al. Toma, toma tu racion,

Tirale la semita despedazada.

para que te recuperes,

porque hoy pretendo honrarte,

y asi comer quiero verte.

orch. Gentil racion es por cierto

llegarle á dar cada veinte

y quatro horas, y no mas,

una semita, que puede

partirse con una sierra,

á quien no tiene ní un diente.

al. Come. Gond. Ni aun esto merezco.

Coge los pedazos, y come.

orch. Pues come, morir no quiere,
y aunque á él mascar lo cansa,
á lo que masca lo muele.

ond. Qué no te muevan mis canas!
al. Que buenas barbas que tienes.

Mezele las barbas. orch. Y las tiene muy bien hechas. sin que ninguno lo afeyte y hacer el papel de barba por eso à pelo le viene. al. Ea, llegad el caballo. Lleganto. old. Aqui está. Pal. Llegad, tenedle. old. Altos estan los estribos, los baxaremos. Pal. Detente, que subido sobre el Conde Estiralo. podré alcanzar : a ponerte, viejo vil, por que no llegas? orch. No viejo le vituperes, pues anda a gatas, porque, ni aun hacer pininos puede. ond. Mira, que este es mucho altraje. al. Como esta honra no mereces, no me espanto que lo sientas. Monta à caballo.

ond. Pues me derribas, advierte, porque le enfrene la ira, que tanto te ensoberbece, que fue fuerza que baxára yo para que tu subieses.

al. Vén, que hasta salir al campo quiero que el caballo lleves.

ond. Ya voy: Ramiro, que bien ap. dixiste, que por no verme padecer te ibas! mi Dios, tu misericordia acepte

estas afrentas, que aqui padezco tan justamente. Vase el Palatino á caballo, y el Conde lleva las cabezadas.

lleva las cabezadas. Corch. Esta ocasion para huir de este amo me da lugar, porque ya ni aun de mandar para mi puede servir. Bien en irme he discurrido, porque de que en lo tirano sirva á un herege un christiano Dios no puede ser servido. No he sido à la Iglesia infiel, pues la sigo y la confieso, que de la fe el suave peso le tiene mi alma por fiel. No que sirva la impiedad á un herege me moteje, pues tiene cara de herege tambien la necesidad. Ay si yo a Ramiro hallara, á ser su criado me fuera, v de valde le sirviera, solo porque me mandara! Desde que al Emperador vi defenderle alentado, le prometi ser su criado á mi Dios, y á mi señor. Con penas nada sucintas él à su quinta se aparta, y pues estoy a la quarta, bien puedo meterme en quintas. A bus carlo voy, y plegue á Dios lò halle, y á la hermosa Christina, porque sea esposa, que à este Corchete se pegue. De su tio informacion hacerle mi amor promete, no se espanten, que un Corchete nada pierde en ser soplon. Pasease, y sale Margarita por la cueva.

Pasease, y sale Margarita por la cueva Marg. Del sol el calor, mi Dios, me vivifique amoroso, que a no ser el sol piadoso

que á no ser el sol piadoso no se pareciera á vos.

Corch. Quinta es aquella á fe mia;
Mirando á dentro.

voy pues, mi Jesus! qué pintada
tiore y aunque remendada.

tigre, y aunque remendada, no me parece que es pio. Moss-

Monstruo será, que el cabello es de gente, y no es igual, que en un tan fiero animal pueda caber tanto bello. Marg. El frio pone cadenas á mis pies con triste calma. Corch. Sin duda alguna esta es alma de algun tigre que anda en penas. Qué disparates tan fieros! no los dixera un muchacho, alma es esta de borracho. pues se me aparece en cueros. Marg. Quien por esta senda pasa? Corch No paso, ni hallo lugar, aunque me quierán pasar. posa, pesa, pisa, y pasa. Mas voy: en qué me detengo? Marg. Llega, llega donde estoy. Corch. No, que ni vengo, ni voy, y en aquesto voy y vengo. Vase. Marg. Corchete es, y ya se ha ido, porque el miedo le ausenté, y es cierto, pues no me habló el que no me ha conocido. Sino es, que aqui conocerme pudo, y se partió á svisarla á su amo, y á llamarle, porque luego venga á verme. O qué memoria tan fiera! pero la sospecha es clara, que el criado aqui no llegára, si con su amo no viniera. Señor, á quien corresponde solo vuestro amor, haced, si os merezco esta merced, Dent. un. Qué lastima! Otr. Ataja, ataja, Otr. No es posible remediallo. Marg. Despedido de un caballo despeñado un hombre baxa. Cae despeñado por un monte el Palatino con la espada desnuda, y Margarita llega á socorrerlo. Pal. Cielos divinos, favor. Marg. Socorreranle mis brazos, sino baxa hecho pedazos; cobrad aliento, señor. Mas qué miro, santos cielos! No es el Conde Palatino? Favor, esposo divino:

bien pensaron mis rezelos-Dent. Ram. No hallo por donde cayo, ni le pude conocer. Pal. Ya recobrando mi sér mi esfuerzo á gozar volvió de viviente el atributo. Mas qué es esto? donde me hallo? Del despeño de un caballo cómo me ha librado un bruto? Marg. Ya me mira. Pal. Si es quimera lo que veo? No es mi esposa? Ella es; mas cómo piadosa puede ser quien fae tan fiera? Sale Ramiro al paño con espada desnuda. Ram. Qué es esto? sano le admiro, que con un tigre ha encontrado: aqui estoy á vuestro lado: mas, cielos, qué es lo que miro? Pal. Que sois noble se acredita: No es Ramiro este que veo? Ram. No es este el Conde, deseo, y aquesta no es Margarita? Marg. Mi primo y el Conde! Dios. dadme alas en este caso. Quiere irse, y la detiene el Conde. Pal. Detén, alevosa, el paso, que el veros aqui á los dos, la sospecha ha confirmado de que me habeis ofendido. Ram. Detén el labio, atrevido. Marg. Como eso de mi has pensado? Pal. Con darte muerte inhumana mi rencor se ha de vengar, Rinen. por poder despues gozar por fuerza aquesta tirana. el que aqui no me halle el Conde, Marg. Conde, primo, aqui los dos? quien vió tan terrible empeño! Pero pues vos sois mi dueño favorecedme, mi Dios. Hincase en la elevacion. Pal. Qué valiente! Ram. Qué brioso! Marg. Soberano, singular, Elevandose Sacramento del altar, favorecedme piadoso. Al són de musica baxa el Angel con un lienzo del Santisimo Sacramento, muy resplandeciente de pintura Mus. De la fe por lucimiente, en todo resplandeciente, siempre es el mejer oriente

la Perla del Sacramento. Pal. Quien á Margarita encubre de mi vista? Fiero encanto. Rain. Margarita (cruel espanto!) aqui ya no se descubre. Dent. Arma, guerra. Suenan caxas. Pal. Ya me incita el parche, y su voz me llama al asuato de mi fama, Ram. Eso te desacredita; mas yo te sabré buscar. Pal. Yo a buscarte he de volver; cielos, como puede ser, que se pudiese ocultar Margarita ? Extraño asombro Ram. Que mi prima á mis desvelos se ocultase? santos cielos, con justa razon me asombro! Ang. Ya con los rayos que vibra del Sacramento el retrato, como esposo tuyo grato de los peligros te libra. Toma aquesta Imagen pura Barele. de su misterio admirable, que con su amor inefable estaras siempre segura. pal. No se, que temor me obligapara apartarme de aqui. Ram. Un gran respeto hace en mi, que aqueste empeño no siga. Va baxando Margarita, y subiende el Angel. Marg. Pues librarme facilita con tal custedia mi Dios, paraninfo, entre los dos conforme la voz repita. Los dos y musica. De la fe por lucimiento, &c. Vuela el Angel, y Margarita entra en la cueva.

#### JORNADA TERCERA.

Sale Gila con el cestillo, y en él pan y vino.

Gil. Sin haber contado cosa yo, ni Bato, mi marido, a quien de hermano apellido, por ser voz mas amorosa, he sacado por las señas, que la que esta cueva habita es la perla Margarita, de quien son conchas estas peñas. Hija del grande Leopoldo, Conde de Moufior, que exalia su nobleza a la mas alta

cumbre del mas regio toldo A quien segun un soldado á mi amo le ha referido, le tiene hoy muy abatido el Palatino indignado. Porque su hija le dexó en la noche de sus bodas, y atenta y curiosa, todas estas cosas he oido yo. El vestido, que me hallé, tirado en este desierto, suyo es, pero ahora lo cierto mas claramente sabre. Que desde que aqui la vi, à caridad me commueve, y aunque se que a mi me mueve no sé que me mueve à mi. Pan y vino le previno traerle mi amor sin afan, 🎆 y es bueno como el buen pan, claro como el agua el vino. Esta es la cueva, aqui grita mi zelo, aunque mas la asombre, que ella saldra, si es su nombre, Margarita, Margarita. Margarita da piedad (asi la obligo) te mueva. Valgame Dios! de la cueva sale inmensa claridad. Sale Margarita por la cueva. Marg. Quien me llama? Gil. Una muger. Marg. Solo me pudo ese nombre sacar, que si fueras hombre no me habias de hacer mover. Quien eres? y á qué me llamasa Gil. Llamarte; mi amor previno por darte este pan y vino. Marg. O, mi Dies, todo lo inflamati
Quien te mueve a tan piadose efecto? Gil. La piedad sola. Marg. Todo, señor, lo acrisola vuestro fuego poderoso: ten que otra vez esta cesta con pan y vino aqui hallé. Gil. Por olvido la dexê debaxo de ese arbol puesta, por ponerme un bien lucido vestido, que aqui arrejado ine topé. Marg. Todo guiado, señor, de vos ha venido: mi vestido este ha de ser, (triste acuerdo, no me acabes 18 y dime ; cuyo es no sabest. Gil. De alguna noble muger afirma que es su valor;

pues

La Perla del Sacramento.

pues por su raro suceso tiene el Palatino preso al gran Conde de Monflor. Que ambos á un tiempo se hallaron gaqui el vestido. Marg. Que pena! pers Dios todo lo o dena. Gil. Mas fueronse, y lo dexaron, quando por la cesta aqui volvi con mi esposo yo, que por tigre te temió, que eres mager conocí; y á ti con tin gran violencia se inclinó luego mi amor, que pienso, que este fervor en mi, es soberana influencia. Y luego que nos sentistes, en esta gruta te entraste, y la cesta te dexaste. Marg. Esta es que ahora me traxistes. Gil. Desde entonces prometi venire à trace que comer. Marg. Como llegaste à saber mi nombre? Y el tuyo di Gil. Gila me l'amo, y sabrás, que aqui tu nombre he sabido. Marg. Calla, que siento ruido, y despues me lo dirás: dame el pan y el vino, amiga, y Dios te lo pague: nada digas. Gil. Yo seré callada, que en ti no se que me obliga. Marg. Vuelveme mañana á ver, porque de decirme acabes el como tu quien soy sabes. Gil. El amor me hara volver. Salen Ro elia, y Ebristina. Ros. La pena me ha enternécido, del gran Conde de Monflor. Gil. Irme sera lo mejor, pues los dos no me han sentido. Vase. Christ. Lo que Corchete ha contado imposible me parece. Ros. Qué tanto el Conde padece! El pecho se me ha irritado tamo, que dando desmayos, aun el facgo alla en su cumbre, para incendio de su lumbre diran materia mis rayos. Christ. Y yo estoy hecha un veneno; mas como a mi amor Corchete llegue à prender como un cohete, espantaré como un truend. Hallan e parte, y salen Ramiro y Corchete. Ram. Que lo que me has relacado mi no ha pasado e Corch, Es parente,

y lo dicho por presente recibe de lo pasado.

Ram. Qué pena! No he descubierto el que he visto à Margarita, y su viitud acredita estar en este desierto. Esto no se dificulta, paes causandonos temor, del Coade y de mi valor, sin saber como, se oculta. Pero á Roselia aqui miro, que está hablando coa Christina. Ros. Llamas mi incendio fulmina, hidras de enojo respiro. Rain. Contra quien son los enojos? quien hay que pueda irritarte, si basta solo mirarte, para morir por tus ojos? Ros. Ramiro, mi pena es mucha. Ram. De que nace? Ros. De un furor. Ram. Y quien lo causa? Ros. El amor. Ram. De quien es , Roselia? Ros. Escucha: Ya sabes, que con mi sangre generosamente bruñen las coronas, sus esmaltes, y las purpuras sus lustres. Mi padre Fernando Decio, à quien porque se sepulte funerto jaspe lo rapa, cadaver marmol lo cubre. Con el Conde de Monflor, tu tio, por quien presumen en Transilvania los cetros de que Reyes los empuñen, y por giien, Albania altiva blasona en hechos ilustres de tanto tronco ser planta, porque el laurel la circunde. De dos lustros me dexó, para que se conjeture qual seria la luz por quien tanta sombra substituye. Desde que te vi te amé; mas callo, no es bien pronuncie ase ctos, que en incitar ven ganzas solo discurren: con justa razon a ser deidad amor te intreduces pues sin que se vea tu llama, incendios son los que influyes. Que te inclinaste à tu prima (es verdad que te articule, mas disimule desprecios quien sus agravios descubre) no culpo tu inclinacion,

La Perla del Sacramento.

a mi estrella es bien que culpe, que los influxes que aparta, es dificil que se junten. Casóla su padre, en fin, por fuerza, y para que excuse de digresiones mis intento, ella su obediencia cumple. Pero aquella misma noche, sin saber como, se huye: sale a buscarla su padre, el Palatino discurre, per vengarse de los dos, los senos menos comunes. Preso se lleva a Leopoldo, que acaso con el concurre; hallanle aqui su vestido dos villanos, sin que luces tengamos de Margarita. Vine de estas inquietudes á avisarte: mis finezas agradeces, en resumen sabes lo que el Conde pasa. Pues ea, Ramiro ilustre, de prision el Conde salga, el Palatino se frustre, la fama al antiguo honor de su sangre restitn ye. Ram. Mas no dixera á saber el siero encuentro que tuve con Margarita, y con el; pero mi pecho lo oculte. brist. Corchete, ayuda á matarlo. orch. Bastara, que lo procure, que no soy yo beticario para que á matar ayude; pues dan ayuda de costa para morit sus menjurges. ces. No me respondes, Ramiro? Ram. El que responderte rehuse no te espante, que corrido me tiene el que me estimules á lo que es mi obligacion: Y asi, pues, hoy contra el Duque de Saxonia el invencible Emperador Ilama y une catolicos esquadrones, mi valor es bien le busque: que yo en la campaña haré, que del Palatino enturbie la sangre el Danubio todo, y que en purpara se inunde. rch. Para eso llama á un barbero, que lo pique, ó que lo punze, porque son con sus lancetas de las venas, pica huye.

Ram. Queda en la quinta, Roselia. que yo hare que al Conde turben los rayos de mi venganza. Ros. Quiera el cielo, que vincules con su muerte tus blasones de la fama en el volumen. Ram. Para ser tuyo, mi bien. Ros. Mi bien, en serlo se incluye. Ram. Mucho le debo à tu amor. Ros. Lo pagarás? Ram. Qué esto dudes? Ros. Quando sera? Ram. Quando vuelva. Ros. El cielo quiera que triunfes. Corch. Y tu, Christina, qué dices? me quieres? Christ. Qué es preguntes? tuya soy. Corch. Permita el cielo: -Christ. Que? Cerch. Que contigo me entuye para ser thyo, y por ser. tu tuisimo sin embuste. Deni. Cond. Ay insclice de mi! Ram. Que es este? eseucha. Corch. Qué escucho un sordo, que yo no quiero, que los oidos me zumben. Dent. Cond. Ay de mil Ram. Que voz es estas Corch. Sera de algun sacabuche, que aqui el vientre de mal año sacará si nos engulle. Dent. Cond. Cielos, prestadme paciencia. Corch. Que se la den los que sufren. Ram. Lastima me da : sabré de quien es. Corch. No te aventures. Ram. Qué temes ? Corch. Todo quanto hay, que mi miedo nada excluye. Va á entrar Ramiro, y descubrese al paso el Conde como antes con cadena, sentado en una piedra, y Ramiro se admira. Ram. Asi sabré quien se que ja. Cond. Quien mis afrentas descubre! Valgame Dios! No es Ramiro? Ram. Quien eres tu, que aunque apure por conocerte la vista, tu flaqueza la confunde? Cond. Posible es, cielos divinos, que tanto me desfigure? Rain. No hay sena, que en ti me alumbie para poder conocerte, porque en los huesos encubres el espiritu. Corch. Que es alma de carnicero se arguye, que por la carne que quitar. los huesos se les descubren. Ram. Quien eres, vivo cadavers-Gond. Soy, pues verme te confunde, tu tio, el Conde Leopoldo. Ram. Valgame Dio I que asi injurie an tirano tu nobieza? D 2

Me

Mis ojos lagrimas suden de congoja y sentimiento de no vengar tal deslustre. Corch. No le des, señor, mas ojos, que él hartos xabones sufre. Cord. Véte y mas no me enternezeas. Ram. Pues cómo quieres que use contigg tanta crueldad, si por vengarte a bien inve busear al titano Conde, sin que nada dificulte? Cond. No, Ramiro, no hagas tal, porque de su boca supe, que a Margarita topó acaso, quando ( qué impute de liviandad su virtud) ! desde esas excelsas cumbres le precipita un caballo, porque Facton se trasunte, que à socorrerle llego, y entonces, tu no me angusties, memoria) tambien lleguete, por cuyo acaso presume, que tu te llevaste a mi bija: y que porque disimule su fragilidad, con toscas pieles su delito encubre: sin advertir, que es indicio, con evidencias, concluye el que él y yo nos topamos, sin saber quien la desnude el vestido en un desierto, de donde infiel me sonduce preso: y posque te hallo con Margarita (que dure mi vida con tanta afrenta, sin que de una vez caduque!) me han puesto en ese lugar, para que el tiempo me injurie, hasta ver si alguna fiera me aniquila y me destruye. Ram. Pues sabed que Margarita vive, senor, no te apures; que acrisolando está el cielo, entre penas, sus virtudes: á donde á buscar a iré, despues que postre y anule del vil Conde la soberbia, ayre siendo de tal nube, aunque hallarla es razon que por imposible lo juzgue, que del Conde, y de mi vista, sin saber como, se encubre: mas pasos siento. Cond. Pues vete, que este es el Conde, que acude

a ver si mi vida acaba. Ram. Pues leso de mi oresumes? yo al Conde buscando vengo. Sale Pal. Las guardas que al Conde puso estan hablando con el, que mal mi precepto cumplen, quando les tengo mandado, que ni zun su vejez saluden! Como quebrantais, villanos, el mandato que os impuse? Cond. Este es el Conde, Ramiro. Corch. Señor mio , de aqui huye, no pos trate como a cueros, y la badana nos surre. Pal. Villanos, no respondeis? Ram. Qué eso tu voz articule? quando a ti villano te hacen tus viles ingratitudes? Pal Ramiro es: como, traydor, sin que mi temor te turbe, delante de mi te pones? Rain. Porque noble te propuse, que te habia de buscar, aunque la vida aventure, y tu a buscarme has faltado, mira quien le noble luce. Pal. Loco, villano, atrevido, para que mas no me culpes, con tu muerte pagaras el que mi valor calumnies, y el que infame, à Margarita en toscas pieles ocultes-Cond. No calumnies su virtud. Ram. Muere, porque no censures su castidad, Cond. Señor, tente: Riñe Ramiro, espera. Corch. No excuses su muerte, que ha de morir aqui como los asunes: mas no para echado en sal, que no queremos que dure. Pal. Tu cres contra mi, villano? por que de servirme huyes? Corch. Posque eres un mal criado, y un buen amo es bien que busque. Pal. Pues como huiste de mi? Corch. Asi, porque no lo dudes. Vase corriendo. Pal. Muere, infame. Ram. De mi per rayos su volcan escupe. Pal. Asi moritas; mas cielos, cai! Ram. Tu muerte apresure mi brazo. Cond. Tente, Ramiro, no le mates. Ram. Que tu rehuses su muerte? Pal. Qué un vil acaso asi mis esfuerzos burle! N

No lo detengas, infame, dexa, dexa, que execute mi muerte, porque mas quiero, aunque el cielo se disguste, morir aqui, que debette el que mi vida procures. Ram. Alza la espada, cobarde, que no quiero que acumules al acaso, lo que sólo es valor que te desluce. Pal. Ahora veras, pues, tu muerte, Levantase. annque los cielos te amparen. Cond. Conde, señor. Pal. Quita, necio. Cond. Ramiro. Ram. No me repugnes, parque no vengarme, es dar ocasion à que me culpen. Bent, un. Socorred al Conde, amigos, que de sus voces se arguye, que está rinendo. Cond. Ramiro, véte que su gente acude. Ram. Le daré la muerte, à ver si el vivir le restituyen. Cond. Aqueso es aventurarte: Pal. Quando, valor, me detuve tanto en matar ó vencer? Ram. Me voy por la muchedumbre de soldados, que se acercan, que sunque cobarde me acusen, no me quitaran la gloria de que à mis plantas lo tuve. Pal. Atajadlo. Cond. Quiera el cielo, que su vida se asegure. Pal. Dexadlo, no le signis. Sa'e sold. Quien te ha dado pesadumbre? Pal. El cielo, que es quien permite, que con presagios me anuncien un frison que me despeña, y un hombre que me deslustre. Cómo os descuidais, villanos, en guardar (vertiendo fuego de rabia estoy, mas que llamas los alcazares de azure) à este viejo, vil, infame. Sold. Senor. Pal. Nada hay que os disculpes vengaréme en este viejo, aunque el mundo lo murmure. Cond. Mira, que te dí la vida, no de infame me calumnies. Pal. Tal me dices? Arrojadles. que no quiero que divulgae. el que la vida le debo, sin advertir el que pude, antes yo matar, soldados,

à Ramiro, que es bien use

de pisdad el que es valiente

con el que cobarde huye: arrojadio, que aguardais? Cond. No, ingrato, la fama usurpes de Ramiro. Pal. Calla, necio, Disparan dentro tres tiros. qué es esto que al ayre cruxe? Sald. Mando el Duque à sus soldados que a un Cruc fixo le apunten, blanco siendo de los tiros de mosquetes y arcabuces. Cond. Que sufran esto los cielos! Sale el Duque con un Crucifixo , despedazados

los brazos. Dug. Poned en aqueste roble esa Imagen, que promulgue, hecha bocas á balazos, la ira que mi pecho induce contra Carlos, porque asi aumente sus pesadu in res. Sold. Yn la puse, gran señor. Duq. Asi mis intentes lucent que es esto, Conde? Pal. Vengar cii barbaras senectudes mis afrentas. Duq. Ya noticias de vuestros soldados tave, como el sobrino del Conde se atrevió a vos. Pal. Vengareme, aunque el cielo se conjure contra mi, en él, y su hija, y en Ramiro, asi que ajuste triunfar de Carlos de Gante. Duq. Nada hay que to dificulte, que de invencibles soldados es tanta la muchedumbre que tenemos, que a cinecenta, si no á mas, perque los sumens à cada ano de los suyos les cabe, y aunque procure escaparse de nosotros, no pozra, que no descubre vado el Dannbio, por donde el poder huir aseguren. Pal. Pues, sener, a que aguardamos? Duq. Carlos de Gante se fin tre. Pal. Pena de la vida, nadie à aqueste viejo le a ude. sold. Ya todas re obedecemos. Duq. Quien nos injurie caduque, la libertad viva. Ted. Vive! Pal. Viva, y muera Carlos, Daque. Canses. de esta suerre arrojado, no puedo la cabeza, winerte in incinotiss, Pàn

el demonio de patillas. Pmp. Que tu el vado sabe ? Bat. Si. Rey. Mira, señor, si es fiel. Ram. Bien puedes fiarte de él, que aunque le adviertes aqui villano, lo es sin malicia.

Emp. Bien lo advierto en su eficacia, que de Dios tiene la gracia, quien defiende su justicia. Aqui no hay mas que esperar, toma, amigo, esta cadena, y luego al instante ordena como el campo ha de pasar. Bat. Señor, pues tienes caballos, bien pueden los caballeros coger a los mosqueteros en las ancas, y pasallos. Ram. Con esta industria se entabla, senor, el que venzais vos. Emp. Si, Ramiro, porque Dios por este villano habla. Fernando, no hay que perder la ocasion, que es oportuna, con ella sin duda alguna hoy habemos de vencer. No hay que detenerse en nada, id todos los caballeros en ancas los mosqueteros, y lleven cuerda calada. Va:e. Rey. Voy, senor, a obedecerte. Wase. Bat. Y yo tambien a servirte. Ram. Voy, Palatino, a rendirte. Corch. Yo tambien. Ram. No quiero verse, para qué me has de seguir, si solo me has de dexar? Forch. Pues si me quieren matar, Wast. no quieres que eche a huir? Emp. Mientras todo el campo marcha, es quiero pedir rendido, señor , para defender à la Iglesia, vuestro auxilio. Señor, vuestra causa sola me meve: pero qué miro! Despedazado en un roble, ay Dios, esta un Crucifixo! Decidme, señor inmenso, quien es el torpe atrevido, que segunda vez pon eros en arbol, mi Jesus, quiso! Vos, señor, hecho pedazos? Vos á balazos herido? Para qué, senor, los rayos son de vuestro poderio? Pico sois Dios, no me espante de que seais tan benigno,

Pero cómo inadvertido . Arroja la coroni ante vuestra Magestad la Imperial corona ciño? à vuestros sagrados pies la pongo; mas si consigo el ponerla á vuestras plantas, qué mas gloria solicito? Ay, mi Jesus! Recibid por las heridas, que os hizo la injuria, de mis afectos aquestos tieraos suspiros: que si es vuestro corazon consuelo del afligido, y los suspiros del alma del amor os dan indicio, las puertas de vuestro pecho se abren para recibirlos. Ea, senor, à vengaros de los hereges impios, y sean esas, heridas, que los deprabados tiros de sus arrojos han heche en vuestro cuerpo divino, bocas que rayos disparen de venganza á consumirlos, que tambien la poderosa se ostenta con el castigo. Ay Dies ! Si como el dolor de veros me ha enternecido, el corazon a pedazos se partiera de contrito! porque no es amor entero el que no os lo da partido. Ay, mi Jesus! Sale Don Fernal Rey. Todo el campo. señor, el vado tranquilo va pasando: Mas qué veo! la corona y cetro caidos? Vos tan triste y lastimado? Con justa razon me admiro: Qué es esto, señor? Emp. Tener. á todo un Dios ofendido. Vamos, Fernande, a triunfar del Saxon y Palatino: que quien contra Dios se atreve, seguro lleva el castigo. Rey Si un Carlos Quinto pelea, basta à que queden vencidos. Wase Ilevando la corona y cetro, y ap Margarita bincada de rodilla : ante el lie del Santitimo, que está colgado. Marg. Sacramentado sonvi-

se muestra en lo compasivo.

Vos, señor, de esta manera:

que oculto entre pan y vino, a la fe estais descubierto, y á los ojos escondido. Pues tan inmensos favores de vuestra mano recibo, por cuyas gracias el alma amorosamente os rindo, porque á favor de lo inmenso solo es paga lo infinito, os pido que del herege triunfe heroyco Carlos Quinto: pero si os desiende á vos, como puede ser vencido? Y por mi padre tambien, inmenso Dios, os suplico, satisfacción de su culpa sea lo que ha padecido. Y lo poco, amado dueño, con que indignamente os sirvo, que yo solo en vuestra gracia me fundo para pediros. Y mi espiritu merezca del alma el confortativo, en el pan del Sacramento; aquesto, señor, os pido, porque goce del retrato el original al vivo.

Baxa el Angel en la nube. Ang. Margarita, todo quanto con afectos repetidos le has pedido hoy á tu esposo, re lo concede benigno. Carlos Quinto vencera a tanto herege enemigo: tu padre quedará libre de los rigores impios del Palatino; pues Carlos, para timbre esclarecido, cl toison merecera por premio de que al divino Sacramento ha venerado, de quien el cordero es signo. Y en el empireo te espera, para celebrar contigo . sus bodas, que para esposa amorosa te ha escogido. El Palatino verá castigado el vil altivo orgullo de su soberbia, conociendo, que has vivido en perfecta castidad. Y padecerá lo mismo con tu padre, que con él ya tu padre ha padecido. Pues su error conocera,

por lo que dexas escrito con la pluma de una pledra, que fue superior ministro quien te sacó de tu casa, y te traxo à este retilo. Queda en paz, que estos son todos de Dios soberanos juicios: hoy, Margarita, verás el sacro cuerpo de Christo, gozando de su retrato el original al vivo. Fuela en la nube. Marg. O soberano señor! Con qué podré retribuiros un benefició tan grande, un favor tan excesivo? El alma, el alma otra vez, mi Jesus, os sacrifico, que no es verdadero amor afecto no repetido. Sale Gila con la cesta con pan y vine. Gil. Con gozo mas eficaz, y con deseo mas activo vuelvo á ver á Margarita. Marg. Ya siento pasos. Gil. Qué miro? Señora, ya vuelvo a verte. Marg. A muy buen tiempo has venido. Gil. En qué re puedo servir? Manda, que no sé que miro en ti, que obligue a mi amor a verte con mas cariño. Marg. Yo te lo agradezco, amiga; ó zelo caritativo! Gil. Que me mandas? Marg. Dime tu. cómo mi nombre has sabido? Gil. Por lo que he oido decir á mi amo Don Ramiro, á Roselia, y á Christina, á quienes traxo el destino á su quinta, en quien por ti derraman tiernos suspiros. Y teniendote por muerta, lloran al ver el vestido, que te dixe que me hallé en este campo: y colijo; que tu eres Margarita, por las señas que te he dicho, gran Condesa de Monflor, y de quien dicen que primo es mi señor. Marg. Yo soy, Gila: y lo que ahora te suplico es, que tu al Emperador has de llevar el mas rico tesoro, que en esta cueva tiene mi amor escendido, cuyo valor es sin precio

porque todo es infinito: un retrato es del augusto Sacramento, cuyos brillos por atomos solamente contienen del sol los giros: Tu le has de llevar, amiga, y dile que yo le envio, que desde el cielo à mis manos le rraxo nuncio divino: que el en lugar mas decente le pondra, de Dios movido. Suena batalla, y disparan tres tiros, y dicen dentro. Un. Arma, arma. Otr. Guerra, guerra. Marg. Segun se escuchan los tiros, cerca de aqueste desierto los campos se han embestido. Hincase como en oracion. Esposo mio, y senor, mirad por vuestros caudillos.

mirad por vuestros caudillos.

Mas ay, mi Dios, qué es aquesto?

Gil. Que sientes? Marg. Que ya el hilo
de la vida corta la hebra
de las parcas el cuchillo,
que el uso de la razon
lo siento ya entorpecido.

Gil. Puede ser que sea flaqueza, Cogela

come, que aqui te he rtraido vino y pan. Marg. Amiga, no, que ya el tiempo se ha cumplido, ya el pulso late sin orden: qué tremendo es el conflicto de la muerte! que espantoso! Quien no teme vuestro juicio, mi Dios, si lo executado sobra en él para temido! Ya la lengua se enmudece, ya el aliento, que en suspiros quiere desahogar el pecho, se resuelve en parasismos. Ya de su organizacion, que se desunen distingo los sentidos: O qué sordo á las voces está el oido! Que ciega à la luz la vista! ei olfato, que remiso! el gusto; qué sin sabor! y el tacto, ay Dios, que sin tino! pero sentidos no fueran, si al morir fueran sentidos. Ya el cuerpo se descoyunta, ya solo espantos diviso, y con nuevo horror me asombro a cada vez que me animo. Ahora, mi Dios, ahora,

dadme, dadme vuestro auxilio; pues siempre fue vuestra gracia de mis congojas asilo. Ya los dientes se traspil an, ya el discurso es un delirio: los espiritus vitales tan debiles los percibo, que solamente los siento en que no puedo sentirlos. Ya las votes tropezando, no aciertan con el camino de la lengua, y ya los ecos ayes son de los gemidos. Mi espiritu os encomiendo; ea, mi Dios, recibidlo, que aunque el desaliento aliento, ya en lo que respiro espiro. Muerte Dent. Mus. Ven, ven esposa querida, ya que del amor divino la perla del Sacramento gozara el claro rocio. Sale de la cueva una paloma blanca, tapa la peña á la Santa. Gil. Hincada se quedo muerta; en vano el dolor reprimo: voy a avisar & Roselia, y a Christina este prodigio: porque luego obedecer su precepto determino. Dent. voc. Arma, arma, guerra, guerra. Un. Viva, viva Carlos Quinto, Emperador de Alemania. Sale el Duque de Saxonia berido, retirandose de Don Fernando, cayendo y levantando. Rey. Qué aun estando tan herido no quieras rendir la espada? Duq. Mi infansta estrella maldigo: herido, y aun casi muerto estoy, pero no rendido. Rey. Pues asi te rendiras. Duq. En vano ya me resisto, Fernando, tuya es mi espada, la vida solo te pido. Rey. Yo pedirsela prometo á el Emperador. Sale el Palatino retirandose de Ramiro-Pal. Ramiro, si ya sin fuerza me ves,

si ya sin fuerza me ves, que mas pretende tu brio? Ram. Darte la muerte, tiraros, pues de esta suerte consigo restaurar de Margarita el honor, que has ofendidos, por haberme visto acaso, quando llegué compasivo La Perla del Sacramento.

socorrerte en tu caida, in haberte conocido. Del temor que me dió entonces va su virtud imagino. m. Pues muere ahora, tirano, porque con este castigo d tratarme como loco he de vengar. le el Emperador, el Conde, el Alfe-rez, Corchete y Soldados. p. No le mates; y pues al Conde he traido de Monflor, á quien las guardas que le puso su enemigo, por entrar en la batalla ibre dexaron, desde hoy ensalzarlo determino. ed. Vuestra Magestad me honrà. ip. Yanvuestra historia he sabido, que de ella bien informado me tiene vuestro sobrino. Saca preso Don Fernando al Duque. y. Ya al Duque tienes rendido. iq. Y à tus pies esclarecidos Emperador te confieso. mp. Mucho me alegro de oirlo: cómo ya es Emperador quien Carlos de Gante ha sido? g. Corrido estoy. Emp. Ea, llevadle curar. Rey. Yo te súplico, que le permitas la vida. p. Si sanare, hermano mio, o haré lo que conviniere. Llevan al Duque. Il toison tambien le quito le Monssor se lo adjudico; lel voto, que de Elector n el Imperio ha tenido, e privo tambien, que yo o sabré dar al mas digno. ch. Mira si yo fui adivino, n huir de tu servicio; orque el corazon me dixo, ue por herege te habian e tratar peor que á un Judio. Salen Roselia, Christina y Gila. Qué ya murio Margarita! s cierto lo que me has dicho? Ahora verás si es verdad, ue de aquese aspero sitio, n una profunda cueva, mrió, como lo repito, 2 Condesa de Mondor,

Margarita. Cond. Que es le que he oido? Gil. Ella me dixo al morir, que un retrato peregrino del divino Sacramento, que esta en la cueva metido, a quien pinto' soberano en lienzo pincel divino, á vos, señor, os lo diera, y á traerlo no me he atrevido de respeto de la Imagen: llegad, veréis lo que digo. Cond. Ay, hija del alma mia! Ros. O, qué asombro! Ram. Qué prodigio! Christ. Su vida ha sido admirable. Emp. Llegar à verla es preciso. Descubrese, la cueva con la Santa muerta de rodillas ante la estampa del Santisimo, y llegan todos á la cueva. Qué divino resplandor!

Qué divino resplandor!
Hincada una muger miro
difunta, ya en el retrato
del Saeramento diviso
tantos rayos exhalarse,
que es de soles un abismo.
De brutas manchadas pietes
la ciñe tosco vestido,
y en un peñasco á sus pies
(raro asombro!) está esculpido.

Lee. Aqui yace Margarita,
á quien Dios librarla quiso,
por la devocion que al santo
Sacramento le ha tenido,
y á quien guardó castidad
en este inculto retiro,
un celestial, admirable,
sacro, angelical ministro,
la noche de su consorcio
del tirano Palatino.

Ros. Ay, Margarita! dichosa
tu que vivir has sabido.

Cond. Esta es mi hija, gran señora
á cuya vista imagino,
que debo el tener aliento
para venir á asisthos,
que aqui viendome arrojado
me conforto con su alivio.

Gil. Ella aqui se desnudó, llevada de amor divino, por vestirse aquestas pieles, Ram. Bien lo muestra aquel v

Rum. Bien lo muestra aquel vestido, que tu hallaste. Corch. Yo por tigre la tuve quando iba huido: que tambien hace el temos milagros y basiliscos.

Rivers

La Perla del Sacramento.

Ram. Ved, Conde, à quien injuriaste. y que permision divina -fue llevarme el precipicio del caballo, à que à sus pies viese mi orgullo rendido. Ram. Sin duda quien la libro, en el choque que tuvimos, de nuestra vista, la traxo à vivir à aqueste sitio. Emp. Lleve su cuerpo mi campo, que colocar determino este retrato en Colonia, por memoria de los siglos, à cuyos pies à su cuerpo le daré sepulcro digno. Y ahora traed un caballo, que quieto que en el lucido vaya Leopoldo, y lo lleve estirando el Palatino, y al estribo tambien puesto monte en él. Saca un Soldado el caballo del Palatino. Rey, Del Conde mismo está ya el caballo aqui, que ayer, señor, le cogimos solo detras de aquel monte. Pal. En él disponiendo altivo mi exercito andaba, quando se desbocó enfurecido, y me arrojo en ese monte, sin ser de ninguno visto, aunque à buscarlo salierons sin duda aqueste castigo es del cielo. Cond. Yo te ruego, senor, por el regocijo, que has tenido, que no sea. Emp. El caballo prevenido está yz; Conde, montad. Cond. Obedecerte es preciso. Monta el Conde á caballo puesto por banquillo el Palatino, y se van diciendo los

versos en su lugar.

Pal. Postra el cielo mi soberbia.

Corch. Me huelgo por Jesuchristo.

Cond. A mi hija solo debo. estas honras que recibo. Emp. Muchas mas mereceis, Conde. Bat. Del villano del Danubio no te acuerdas? Emp. No me olvido: dueño te hago de todo quanto incluye este distrito. Gil. Y yo agradezco, schor, que asi honreis a mi marido. Ram. Invictisimo Monarea, licencia, senor, te pido, para que mi esposa sea Roselia. Emp. Sois muy digno, Ramiro, de su hermosura. Ram. Yo, gran señor, os lo estimo. Ros. Eta, mi bien, es mi mano. Ram. Yo con el alma la admito. Corch. Y tu que dices, Christina? Christ. Que te qu'ero siempre he diche Corch. Pues dame la mano. Christ. Toma, Corchete, que me has prendido como alfiler. Corch. Un Corchete, alguacil es de los finos. Emp. Vamos, porque marche el campo, mientras al Papa le escribo, que agradezco que à campaña su Santidad no ha salido: y que vencidos quedaron el Saxon y el Palatino. Y al gran Duque de Colonia, que por estar impedido de la gota no salió. à pelear con el impio Duque de Saxonia, à quien aviso de mis motivos, si bien sus soldados todos me ayudaron á rendirlo. Rey. Por tu carta no salió el Papa. Emp. Yo se lo estimo. Corch. Y el Bachiller Azevedo de esta suerte ha discurrido la preciosa Margarita, à quien con favores hizo. Todos. La perla del Sacramento

### FIN.

el soberano rocio.

Con licencia. Barcelona: Por Francisco Suriá y Burgada, Impresor.

A costas de la Compania.

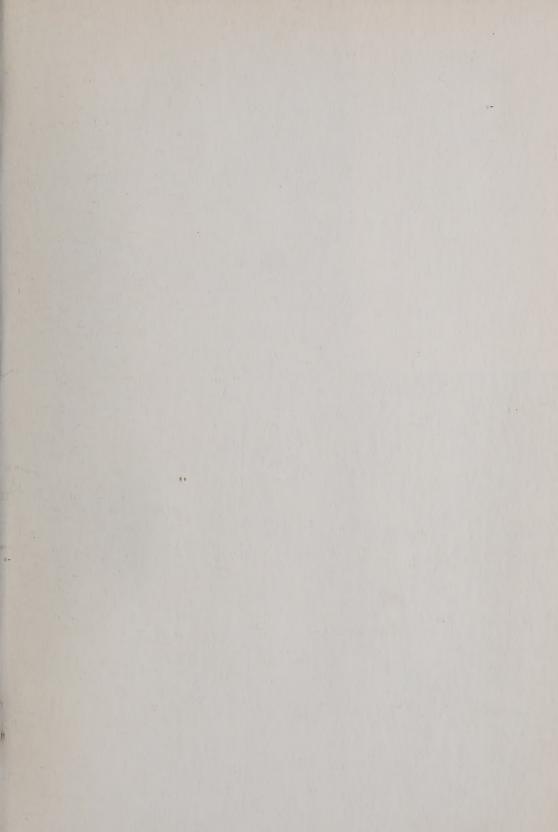



## RARE BOOK COLLECTION



THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

> PQ6217 .T445 v.5 no.21

